N. 29.

# FEDERICO SEGUNDO, REY DE PRUSIA,

PRIMERA PARTE,

DRAMA EN TRES ACTOS.

POR DON LUCIANO FRANCISCO COMELLA.

#### PERSONAS.

Federico II. REY de Prusia.

Henrique Treslow, Teniente Coronel degradado.

Carlota, su muger.

Manfeld, padre, Consejero.

Manfeld, hijo, Capitan.

Quintus, Coronel, y Confidente
del Rey.

Saldern.

Mollendorf.

Cristina, Criada de Carlota.

Una Actriz.
Un Ayudante.
Un Grandero.
Un Posadero.
Un Ingeniero Frances.
Dos Pretendientes.
Dos Soldados.
Un Niño que habla.
Otro Niño.
Guardias, Granaderos, Soldados,
Tambores &c.

La Escena es en las cercanfas del Castillo de Spandau.

#### ACTO PRIMERO.

El teatro representa una casa de labrador pobre: en medio de la Escena babra una mesa rústica con una lamparilla encendida: á sus lados estarán sentadas Carlota y Cristina, que se babrán dormido con la calceta en la mano: el teatro estará solamente iluminado con la luz de la lamparillu: al tirarse el telon dan las tres, y se aparece Henrique en el foro contemplando á las dos.

Henr. T AS tres son, y todavía 1 no han dexado la faena Carlota y Cristina : ¿ quién, al mirar la competencia que en procurar mi sustento Ama y criada demuestran, no se enternecerá? ¿ Quién no prorumpirá en divetsas exclamaciones, mirando que hasta al descanso se niegan Para atender con sus manos á la diaria subsistencia de mi familia? Oh virtud indecible! Esposa honesta, sino por ti y esa pobre criada, ¿ de mi qué fuera?...

¿Qué seria de mis hijos? Qué habia de ser? la escena mas lamentable que pudo el teatro de la indigencia representar : ya de la hambre, devoradora, funesta víctima hubiéramos sido. Ay Federico! ¿ que quieras deshermanar para mi aquella noble clemencia que unida con la justicia hace que tus providencias merezcan en toda Europa una aceptacion completa? ¿Una calumnia de un vil resentido de mi recta

M.H.ARLE

todo á media voz.

justificacion, veinte años de méritos en la guerra, y tres heridas que dicen la gloria que adquirí en ella ha de tener confundidos? Y que Federico pueda considerarme capaz de tener correspondencia secreta con sus contrarios! Cada vez que me recuerda la memoria esta calumnia y que por traidor se me echacon vilipendio del Cuerpo en que serví, la paciencia me falta: la tolerancia me dexa, y á uha sangrienta venganza el honor me arrastra: si por mis hijos no fuera : :-Pero dexemos, discurso, .. tan impotentes ideas, y vamos á que Carlota y Cristina un rato duerman: pero ¿ qué veo? rendidas del afan, con la calce'a en la mano se han dorm'do: no lo extraño, pues la mesma solicitud de acabarlas para ir Cristina a venderlas mahana, y con su estipendio remediar nuestra miseria, las ha hecho rendir al sueño. ; Oh qué patética escena esta para un corazon. sepsible! paro se encuentran pocos, por que el mal del pobre el rico le considera del medo que una batalla que en un lienzo se demuestra, que aunque el pintor pinte bien el estrago de la guerra, no enternece, porque todo se tiene por apariencia; pero vuélvome á mi quarto, y ojalá que se infundieron en su corazon la misma tranquilidad, porque dieran al sueño todo el tributo que han menester sus tareas. Se retira.

Carl. Ay de mi yo me he dormido. despierta.

y no podré .. ; suerte adversa: concluir... Pero Chistina tambien dormida se encuentra...

3 Cristina? Henn, Calla , Carlota, vuelve. déxala que un rato duerma. Car. Es que no podremos la obrarematar si se la dexa. Henr. Está tan cansada: :-Car. Es cierto; pero está fundada en ella la manutencion de todos de mafiana...

Henr. Me penetran el corazon tus razones. ; Ay Carlotal | que no pueda, por la herida de este brazo diestro dedicar mis fuerzas en el arado y la azada, beneficiando una tierra que minorasen sus frutos en parte nuestras miserias! Car. ; Y tu habias de emplearte.

en fan humildes faenas? Henr. El ganar con honradez el pan nunca ha sido afrenta. Car. ; Pero un noble? ::-

Henr. ¿Qué profieres? ¿ juzgas tú que la nobleza es acaso un privilegio que exime de las honestas. tareas at hombre ilustre? Si este timbre le eximiera de ellas, en vez de ser util á una Monarquia, fuera perjudicial; y aunque vemos que muchos abusan de esta gracia, y son impunemente vagos; todos los que piensan: bien los tienen a estos tales por las heces de la tierra.

Car. No podias, una vez que Federico se encuentra. exercitando sus tropas en la llanura que media entre en pueblo y Spandau, descubrirle tu pobreza para que la remediara, ó á tu empleo te volviera?

Honr. Es así; pero Manfeld padre impedirá que vea. al Monarca.

Car. a Y no podiaspresentarte en la Audiencia como los demas ? kdenr, Bien dices;

pero hay que tomar la venia primero, y como otras veces temo que me excluyan de ella. Car. Animate, que el enojo en Federico no reyna sino unos breves instantes, y pasados se serena; con que vé allá, que yo espero que su notoria clemencia, si no te vuelve á tu empleo, atenderá tu miseria. Henr. De su humanidad la Prusia tiene reiteradas pruebas; pero nací desdichado VO : :-Car. ; Acaso qué es lo que arriesgas en presentarte? ¿hemos visto que en brazos de la indolencia halle alivio el infortunio? Henr. Tus persuasiones me alientan, querida esposa. Car. Ademas que en ti brilla la inocencia, y en donde brilla, el temor es una vana quimera. Henr. Dices bien; ya estoy resuelto á hacer al Rey manifiesta mi triste suerte por medio de un memorial; y que atienda mi solicitud no dudo su esclarecida clemencia: ántes que venga la aurora quiero formarle. Car. Pues ea, empieza en nombre de Dios. Henr. El ilumine mi idea. Se sienta à escribir donde estaba Carlota, y esta sigue baciendo labor. Car. Aun Cristina está durmiendo: yo me alegro de que tenga este de canso: si el Rey en atendernos se muestra propicio, con quanto gusto nuestra fortuna con ella partiremos. Henr. Esta luz ::-Car. Se apagó ::-Henr. . Triste pobreza! Car. ¡Hasta la luz la desgracia á este infeliz le escasea. Padre de desventurados, en medio de estas tinieblas

haced que para nosotros

un dia claro amanezca:

de pesares y de penas. Crist. ¿Quien grita? ;pero qué es esto? Carl. Aqui estames, nada temas. Crist. Señora ::-Car. No te disculpes. que con eso me avergüenzas. Henr. Si no me engaño, la luz por por el resquicio entra de la ventana, del dia la venida manifiesta. Car. Abre. Crist. Con efecto ya abre una ventana. alumbra prados y selvas, y á porfia fieras y aves sus nuevas luces celebran. Henr. Cómo envidio la alegria que unas y otras manifiestan: dichosas aves, dichosas fieras, que naturaleza les brinda ahora con manjares agradables con que puedan alimentar á sus hijos y estimadas compañeras. Car. Déxate de eso, y concluye el memorial. Henr. ¿ Con que esperas del Rey que me atenderá? se sienta. Car. Pintale tu suerte adversa bien, y no receles. Dentro Niño. ¿ Madre? Car. Cristina, ve que despiertan mis hijos. Crist. ¿Si piden pan? Car. El corazon me atraviesas con tu pregunta. ¡ Dios mios!... Acállalos como puedas. Crist. Buen Dios; sobre esta familia extended vuestra clemencia. Henr. Ya le he concluido, escucha, que dice de esta manera. Señor: Henrique Treslow, con el mayor respeto expone: que ba servido à V. M. en su Exército por espacio de veinte años, siguiéndole en las gleriosas campañas que le adquiriéron el nombre del mayor General del mundo, y que ha recibido en ellas tres heridas; y ballandose en las situacion mas pobre y niserable, porque en fuerza de una calumnia fué privado del empleo de Teniente Coronel de reestros Exércites .= Suplica a V. M. se suva por

sacadnos ya de este caos

un efecto de su justicia reemplazarle en dicho empleo, o soccrrerle en
su extrema necesidad: gracia 3c.

Carl. No va mal; es suficiente:
Henrique no te detengas.
en presentarlo, que el Todo
Poderoso tu inocencia
protegerá con el Rey
para que en todo te atienda.

Henr. Quánto tu espíritu anima
mi timidez!

Saca Cristina à dos Niños de la mane.

Crist. Vaya, vengan
á besar á padre y á madre

la mano.

Henr. La Providencia
os bendiga.

Niño. Me dan pan,
madre?

Carl. Así que padre vuelva te se dará.

Niño. ¿Vendrá usted pronto?

Henr. Si, querida prenda. Niño. Que no tarde Vmd. que tengo hambre.

Carl. ¡La naturaleza
como enternecida escucha
esta voz de la inocencia!

Henr. Pronto volveré, hijos mios:

á Dios, Carlota.

arl. El proteja

tu solicitud.

Crist. Si hará,

que á nadie perecer dexa.

Henr. Hijos del alma, ya vuelvo
á socorrer vuestra pena.

los besa y abroza; y se va. Niño. ¿Con que no-tardará padre? Carl. No, hijos, no, dulces prendas, no tardará; y entretanto con vuestras súplicas tiernas pedid a Dios que del Rey el corazon enternezca: que se duela de tu padre: que sus méritos atienda; y conozca la impostura que ha infamado su nobleza. Ruen Dios, pues la ley constante con que todo lo gobiernas nos muestra que estás cuidando de las cosas mas pequeñas, desde el mas inmundo insecto hasta el sér de mas belleza,

cuida de estos tiernos hijos:
cuida de esta madre tierna;
y cuida de un triste padre
que entre desdichas se anega;
alzad las manos al Cielo
y pedidselo de veras:
Supremo Dios los clamores
escucha de la inocencia. vanse,
Tienda del Rey: sale este con los
rizos caidos, uniforme usado, corbatin negro, y se sienta á
poner las botas.

Fed. Ya estoy vestido: ahora bien, las botas ponerme es fuerza. Aqui están: ¡ ó pesia á tai! el trabajo que me cuesta; mas oo imperta; asi mantengo mi cuerpo ágil, de manera que conservo en su vigor enteramente sus fuerzas por si volver á campaña se ofrece, que lo sintiera. Ya despaché: ; Ola? ola? ninguno me oye; paciencia; que el peynado que yo gasto no es de modo que no pueda peynarme tambien yo mismo; y esto le importa á qualquiera General, para estár pronto en los lances que se ofrezcan. Ya acabé del todo: en tanto que con las neticias entra de Postdam y de Berlin Manfeld seguiré con fuerza la Historia de Bramdembourg, mi casa: aquellos que yean que yo soy su Historiador dudarán de su certeza; pero es menester que noten que quando escribo materias tales, mi pluma á los Reyes y parientes los contempla como á otros hombres comunes, á los quales ni respetan contemplacion ni temor, y que léjos de la senda de la adulacion, al paso que pinto sus altas prendas voy detestando los vicios que mezcláron con aquellas; porque en el Trono no debe hallar el vicio indulgencia: se pone à escribir.

, A Federico Guillelmo

" des

", debe la Prusia las fuerzas ", de su Exército; el respeto ", y la gloria que en la guerra ", se ha adquirido , tambien ", se debe á su inteligencia ", militar; del mismo modo ", que advertimos en la selva ", nacer y crecer la encina ", de una bellota... ¿Quién entra? Mi Consejero Manteld es; y bien, Manfeld, que nuevas traes?

Sale Manfeld. Manf. Sefior, estas cartas... se las da-Fed. Muy bien; así que las lea, en el margen de cada una anotaré la respuesta. ¿Qué mas tenemos? Manf. Guillermo Levitz presenta una queja contra la Princesa de::-Fed. Bien está: sea la que sea no es del caso: ¿ sobre que? Manf. Sobre una exquisita tela que hizo venir de Leon de Francia; y viendo que adeuda sumos derechos en la Aduana por extrangera la detuvo; por lo qual irritada la Princesa le envió á decir que al momento que él le llevase la tela los pagaria; y habiendo ido, porque no perdiera este interés el Erario, apénas entró, su Alteza le arrebató de la mano la tela, y le hizo la ofensa de darle una bofetada y echarle del quarto.

Fed. Venga
el recurso: ¿ qué tenemos
mas, Manfeld?
Manf. Esta sentencia
que envianlos Directores
de impuestos; en que condenan
à pagar diez mil escudos
de multa à un Soldado: pena
que por baberle apresado
un contrabando le arregla
la ley, à fin de que vista
por V. M. tenga
cumplimiento.
Fed. Està muy bien;

yo pondré las providencias oportunas; y esta tarde para que hagas extenderlas te las entregaré: luego que Quintus venga á mi Tienda quiero con él dar por el acampamento una vuelta; y despues como otros dias daré á quien espere audiencia; pero cuenta que se observe el órden prescrito en ella, sin perjudicar á nadie en la antigüedad que tenga para entrar.

Manf. Nunca cansada
está, Señor, mi obedencia
en vuestro servicio.
vase.
Fed. A Dios.

No quiero que se prefiera
el rico al pobre, ni el pobre
al rico, sino que sean
todos iguales en puntos
de justicia: al Rey que observa
esta integridad debida
todo el Orbe le venera;
pues la justicia aun los malos
que ta temen la celebran.
Pero aun no parece Quintus,
¡Quánto este hombre me impacienta!
¡Yo no sé como se aviene

mi viveza con su flema!

Tomo baston y sombrero
entretanto: ¡qué no venga
todavía! ¡ que pesado!

Le diré sino se enmienda irritado.
que se váya para siempre
y no vuelva á mi presencia.

Sale Quint, Schor, svamos?
Fed. Y bien, Quintus, sosegado p
está la mahana fresca? risueño.
Quint. Schor, demasiado.

Fed. Así
no nos causará molestia
el Sol: qué noticias traes?
Quint. Que está la Tropa contenta
porque vuestra Magestad
viene á mandarla.

Fed. Con ella
siempre la idea he llevado
de procurar que me tenga
mas cariño que temor.
Quint. Es como vuestra esa idea.
Fed. Es esa adulación, Quintus?
Quint. Jamás gasté esa moneda,

Se

Sefior. plzando un poce la vez. Fed. 2 Te has picado? Quint. Yo

no sé.

Fed. En eso manifiestas que eres un hombre de bien.

Quint. Y claro.

Fed. Ya que te precias de serlo::- ¿Fué con justicia la invasion de la Silesia?

Quint. Vamos al acampamento, que es tarde.

Fed. ¿Qué no contestas?::-Quint. Señor, vuestros manifiestos

nos lo dicen. Fed. Esa es buena::-

à Y los demas ? Quint. Vamonos, que semejantes materias

no son para mi. Fed. ¿ Por qué ?

Quint. Porque yo no entiendo de ellas, Senor. impaciente.

Fed. ¿Qué te has enfadado? Quint. Si me apurais la paciencia. Fed. Mas te la ha apurado el Conde Loleos.

Quint. Señor, aprieta vuestra Magestad de modo

que ::-

Fed. Yo le diré que sea mas indulgente con tus obras, Quintus. Quint. Si no dexa vuestra Magestad la chanza

me obligará á que me pierda ::-Fed. Matandome a mis

Quint. Seffor;

os quiere mucho y venera, Quintus.

Fed. Y vo á tí tambien. Quint. Con Loloos.

Fed. Quintus, desprecia sus criticas, contemplando que si tu obra no tuviera mérito, no despertara la envidia; y aunque á las prensas permito darlas, conozco que sus Autores en ellas\* mas que enmendar los defectos su envidia cebar desean: vamos al acampamento á alegrar con mi presencia.

Quint. Sois Filosofo, y sois Rey

aun mismo tiempo. Fed. Quisiera

serid si no lo soy, Quintus. Quint. Severo estais::-

Fed. ¿ Te da pena?

Mas me da á mí tu alabanza. (vanse. Quint. ¡Quien no amará su modestia! Selva con el acampamento, varias centinelas repartidas, y dos que figuran ser de la gran guardia: á un lado la Tienda de Manfeld, y junto della varios Pretendientes y una Actriz vestida de camino: en lo interior del foro babrá Soldados jugando; y otros con algunas l'ivanderas cantarán al son de pífano y caxa el siguiente:

Coro. Pues de Federico el nombre grabado le tiene el Soldado

en su corazon: Cantemos, baylemos del Rey en bonor.

Quando en los combates manda nuestra suerte. à buscar la muerte vamos con teson:

Cantemos, baylemos del Rey en honor.

Sale Henr. Aquella, segun la gente que en su inmediación espera. es la Tienda de Manfeld: : Cómo alhaga la soberbia del opulento el tributo que da al umbral de sus puertas ! el que presende! ¿ Que yo haya, para conseguir audiencia, de venir à tomar antes de mi enemigo la venia? Es forzoso, porque asi, para evitar que haya en ella confusiones, Federico lo tiene ordenado: miéntras que sale como uno de tantos esperar es fuerza, confiado en que me protege la Divina Providencia; porque el que pretende y tiene personas de aquesta esfera por contrarias es preciso que haya gran viriud en estas, ó en aquel grande justicia si logra que se le atienda; pero ya sale Manfeld ::deme el Cielo resistencia.

7

y Manfeld bijo. Manf. Ya la caterva importuna de pretendientes me espera. Cap. Qué quereis, padre, el que pide siempre es fuerza que lo sea. Pret. 1. Señor, yo ya ha quatro dias que vengo á tomar la venia para hablar al Rey ::-Mauf. Volved manana: Pret. 2, Por una deudami anciano padre hace un año que está en la Carcel, y ::-Manf. Vuelva otro dia. Actriz. Sefor, yo soy una Actriz que a Inglaterra paso; y habiendo debido al Rey mi madre diversas mercedes en Berlin antes, quisiera hablarle en la Audiencia de esta mañana. Manf. Id con Dios; yo mismo os entraré en ella. Pret. 2. Esto sucede en el mundo! D'anse estos y aquella.

Henr. Ojalá no sucediera. ap.
¿Me permitireis, Manfeld,
que hablar á mi Rey yo pueda?
Manf. ¿ Quién sois vos que no os conoz-

Henr. No es nuevo que á la pobreza, aunque en ella hayan nacido la extrañen muchos al verla.

Manf. ¿ Pero quién sois?

Henr. Soy Henrique

Treslow.

Cap. ¡Treslow!::- Su pobreza
siento, pues por mi mi padre
le ha conducido á tenerla.

Manf. ¿Pero qué es lo que quereis?

Henr. Que mi Rey de mi se duela.

Manf. No lo espereis, y es initil
importunarle con quejas.

Henr. ¿Con que no quereis le hable?

Manf. Hoy no entrareis en la Audiencia.

Henr. Pariencial.

Henr. ¡Paciencia!

Ilonf. Yo no sé como una pretersion tan necia teneis , sahiendo el enojo que Federico os profesa.

Henr. No lo debeis extrañar conociendo mi inocencia.

Salen de la Tienda Manfeld padre, Manf. ¿Cómo inocencia? ¿ Y las cartas y Manfeld bijo.

Manf. Ya la caterva importuna al contrario?

de pretendientes me espera.

Henr. Vos sabeis

muy bien que fuéron supuestas.

Manf. Como vos querais Treslow;
pero hoy no es dable que pueda
el Rey oiros, porque otros
han tomado ya la venia
ántes que vos para hablarle.

Henr. Teneis corazon de piedra,
Manfeld.

Munf. Id á desfogar á otra parte vuestras quejas, y no me importuneis.

Henr. Dios

de vuestra impiedad se duela.

Cap. Vednie despues, que yo haré
que hableis al Rey

Ap. los dos.

Henr. No quisiara.

Henr. No quisiera

que despues de:: 
Cap. No temais.

Henr. En volver nada

Henr. En volver nada se arriesga. vase. Manf. ¿Qué dices de Henrique? Cap. Que

su suerte me da gran pena; y siento que por mi causa se encuentre como se encuentra.

Manf. Hijo, sin duda que á ti te se ha elvidado la ofensa que te hizo quando mandaba aquella tropa ligera que rindió á un Cuerpo austriaco junto á Gorlitz: ¿ no te acuerdas que expresó el nombre de todos y callo el tuyo al dar cuenta al Rey de la accion? Que el Rey noticioso de que en ella te hallaste, me dixo grave: sabes si se halla en la guerra tu hijo, o en algun café de Berlin? Esta severa reprehension desperto en mi una venganza sangrienta: contra él; y desde aquel dia no perdoné ardid, ni idea. para conseguir el logro de dexarla satisfecna.

Cap. Lo que teneis por delito vos, fué efecto de prudencia en Henrique, ¿ no calló aquel temor y fiaqueza que mostré (propia de un jóvena que de la Corte á la guerra

pa-

pasa) quando los contrarios cargáron con tanta fuerza sobre nosotros?

Munf. En eso,
en eso estuvo la ofensa;
que un hijo de nuestro rasgo
quando en un choque se encuentra
de valor no necesita,
ni es menester que le tenga
para lograr buen informa
y merecer se le atienda:
y el Generat cortesano
que conservarse desea
de esta política, nunca

dexa de seguir la escuela. Cap. Con todo, padre, ya basta de persecucion violenta contra Treslow; harto tiempo ha arrastrado las cadenas. del oprobio: hartas desdichas han probado su paciencia: considerad su familia, su deshonra, su miseria, su dolor, y que sus males a lo sumo del mal llegan: yo sé que vos con el Rey podeis hacer que le atienda, y que á su Exército y gracia como merece le vuelva: no os priveis, no, de una gloria que ha de hacer la vuestra eterna: por vos mismo, por vuestro hijo, y en fin por vuestra conciencia . hacedlo: si, padre mio; el medio que no se sepa la calumnia es atender á Henrique en 10 que desea: él es honrado, virtuoso, y al bien que se le dispense corresponderá loando a su bienhechor: sus tiernas prendas viendo la alegría de su padre, darán muestras de gratitud repitiendo sus alabanzas. ¿ Qué escena tan agradable será ver como á porfia eleva sus votos por vos al Cielo toda su familia entera, mirándose redimida del deshonor y pobreza? Si mis suplicas no bastan á ablandaros; si la tierna pintura que de sus hijos

he hecho, vuestra dureza no conmueve; si la gloria a que os convida tan bella accion no os aplaca; hacedle por estas lágrimas tiernis que en favor de esta familia a vuestros pies mi flaqueza derrama, porque no es justo que padezca la inocencia mas por mi, ni que oprimida por vuestra causa se vea.

por vuestra causa se vea.

Manf. Semejante pretension
de este modo se desprecia.

Le vuelve la espalda y se va:
Cap. Este genio de mi padre
y la injusticia violenta
contra Henrique han de ser causa
de consequencias funestas;
pero yo he de procurar
en tede aquello que pueda
evitarlas. Pero él viene:
Sale Henrique.

Henrique, seguidme.

adónde me llevais?

Cap. A donde

conozcais que la nobleza de un hijo, la sinrazon

de un padre borrar desea. vanse.

Marcha à lo léjos de instrumentos militares, que después se acerca, y salen
en pelotones de las tiendas varias Soldados: la guardia se forma, las centinelas se quadran; y todos presentan
el urma al salir el Rey.

Ofic. Que viene el Rey: á formarse. Todos. Salgamos á verle.

Uno. Y nuestra

Uno. Y nuestra

lealtad diga á voces:
Todos. Federico viva.

Salen por el foro el Rey, Saldern, Mollendorf y Quintus à caballo con sus volantes correspondientes.

Fed. Ya que queda
reconocido por mí
el acampamento, y llega
de la audiencia la hora,
apearnos será fuerza,
amigos, y dirigirnos
á lo interior de mi tienda.
Sald. ¿Estais: Señor, satisfecho
del estado en que se encuentra
vuestra Tropa?

Moll. Sin jactancia,"

vues-

vuestra Magestad conserva un Exército que envidian de Europa muchas Potencias. Sald. Hay quien en tiempo de paz dice que es cosa superflua. Fed. No tal, y yo llevo siempre una máxima, que es esta: un Exército lucido y un Erario con inmensas riquezas son dos espadas desnudas, que hacen que tengan otros Reyes embaynadas las suyas. Quint. Y Quintus piensa como el Rey. Sald. De vuestra tropa qual os da mas complacencia? Fed. Los Dragones de Bareith: al mirarlos me recuerdan la batalla de Hohenfriedberg que gané: no bastan lenguas à celebrar el valor que este Cuerpo mostró en ella, contra veinte batallones combatió con tanta fuerza que dexaron en sus manos sesenta y siete vanderas. Moll. A vista vuestra, Sefior, el mas cobarde, se alienta. Fed. Vamos á mi tienda.... Pero ono eres, dime Centinela, aquel desertor que junto á Rosbach á mi presencia fuiste conducido á tiempo que iba rechazando nuestra vanguardia un cuerpo enemigo? Gran. El mismo soy. Fed. ; Y te acuerdas de lo que tú me dixiste al reprender tu baxeza? Gran. Si Señor, que deserté porque vuestra fortuna era deplorable. Fed. Y yo te dixe, peleemos lo que nos resta del dia, y si soy vencido, tomaremos providencia mañana de desertar juntos. Gran. Esa gran respuesta vuestra, y la piedad de enviarme libremente á mis vanderas, excitó en mi corazon

una gratitud tan ciega,

que deseaba en los combates la muerte, y veces diversas la busqué para pagaros con la vida aquella deuda. Fed. ¿ Quánto ha que sirves? Gran. Treinta años. Fed. Pues yo te doy tu licencia con una pension, á fin de que á tu casa te vuelvas. Gran. Señor, ; tanto os desagradan mis servicios que esa pena me dais? Fed. ¿Cómo pena? Gran. Si: pena es, y la mas cruenta que podiais darme, pues vais & quitarme que muera en vuestro servicio, que es la mas grande recompensa que esperaba de vos. Fed. Bien, yo te doy una vandera. Gran. Sefior:::-Fed. A Dios: vámonos. Gran. El premie vuestra grandeza. Fed. ¿Digo? ¿ qué traes tú aquí? Sold. El pan de mi rancho.

Sale un Soldado con un saco de pan. Fed. Venga uno, que me ha despertado toma uno. el fresco algo de apetencia. Sald. y Moll. Senor, ved ::-Fed. Direis que es malo: ¿tengo otra naturaleza come de él. yo qué el Soldado? en verdad que está mejor para bestias que para hombres : desde hoy, si raro no pareciera, habia de mandar que mis Generales comieran del pan que come el Soldado, y con esta providencia procuraran que la tropa como mando le comiera. Vámonos. vase. Sald. ¡Fuego de Dios! no está mala la ocurrencia. Sold. 3 Qué soldado no dará la vida sin resistencia por Federico af mirar cómo por él se interesa? Otro. Camaradas, en su honor diga la gratitud nuestra:

Cere.

Coro. Pues de Federico

el nombre grabado &cc.
Pieza magnifica de la tienda de la Audiencia: salen el Rey, Mollendorf, Saldern, Manfeld, Quintus, y Guardias:
el Rey se sienta, y los demas ocu-

pan sus lados.

Fed. Manfeld haz que entren aquellos á quienes hoy doy andiencia.

Manf. Está bien. vase.

Fed. Dichoso el Rey
que en hacer justicia acierta,
y ve la verdad desnuda,
porque la busca y desea.

Sale Manf. Entrad todos, uno á uno. Sale Pos. Tres mañanas van con esta; ap. pero al fin entré. se arrodilla.

Fed. ¿Qué pides?

Posad. Señor, que vuestra clemencia me haga justicia.

Fed. Di, pues.

Posad. Despues de las once y media.

de la noche, un pasagero que en mi posada de deuda hizo ocho escudos, queria, sin pagarlos, irse de ella; avisé de ello al Baylie,

y me respondió que ya era tarde, y que al dia siguiente me haria justicia. En fuerza de esta respuesta volví a mi posada: con tiernas

súplicas expuse al huesped su sinrazon manifiesta; y llenándome de oprobios, sin pagarme, dió las riendas

al caballo, y el camino tomó de Postdam apriesa: con que, Señor, al Baylío

amonestad que me atienda otra vez, porque no es justo que yo lo que es mio pierda.

Fed. 2 Es verdad eso? Posad. Si miento

aqui teneis mi cabeza.

Fed. Manfeld.
Manf. ¿Señor?:Fed. Al Baylio

harás que pague la deuda del huesped al Pesadero, y el Baylio que se entienda para el cobro con el huesped despues: en la inteligencia de que si otra vez se escusa á hacer justicia, aunque sea á qualquier hora, aseguro que la haré con el severa.

Posad. Dios, para bien de la Prusia, haga vuestra vida eterna. vase.

Manf. Madama, entrad.

Sale la Actr. Señor, ye
soy una Actriz que á Inglaterra
camino; y habiendo side
el viage largo, las letras
y el dinero que llevaba
consumi: viéndome expuesta
á no poder proseguir
el viage, recurro á vuestra
Magestad, á fin de que
su Real munificencia
me socorra con aquello.

que mas de su agrado sea.

Fed. Dale un Federico de oro,
Manfeld: ¿qué no estás contenta?

Actr. Si Señor, que la fortuna
pende de la suerte, y esta
con ves, Señor, para mi
ha sido del todo adversa:
siendo Príncipe Real,
en Berlin, vuestra grandeza
de magnificos presentes
llenaba á Actrices diversas;
¿y ahora que se halla en el trone;
circundado de riquezas,
y con poder absoluto,
me manda dar tan pequeña

Fed. Si; que yo gastaba
ántes que al trono subiera
como solo ciudadano,
no como Rey; cuyas rentas
para bien comun del Reyno,
las recibe, y las reserva:

Actr. Confieso que mi osadia avergonzada me dexa. vase. Manf. Llegad. sale un Ingenie-Bed. ¿Es el Ingeniero ro Frances.

Frances, que con ansia anhela entrar á servirme?

Manf. Si Senor.

Fed. Desde hoy mismo quedas admitido con el grade que allá tenias.

Ing. En muestras
de lo mucho que he estimado
el honor que me dispensa
vuestra Magestad ofrezco
estos planes á sus regias

plan-

plantas de las principales Plazas que hay en las fronteras de Francia. Fed. Aprecio el regalo que me haces: en mis vanderas vuelvo á decir que te admito: pero baxo la protesta de que no puedas entrar dentro de mis fortalezas, para ahorrarte la fatiga de levantar planes de ellas. Ing. Confusa, y agradecida, gran Señor, mi humildad queda. vase. Salen Henrique y capitan al bastidor. Cap. Entrad, y advertid, Henrique, de qué modo mi honor piensa. vase. Henr. Sefior, Henrique Treslow:-Entra, y se arrodilla (diencia? Manf. ¿Quién le habrá entrado en la Au-Henr. Aquel desdichado en quien descargo vuestra entereza su rigor, á impulsos fieros de una venganza sangrienta, viene lleno de rubor á implorar vuestra clemencia. Fed. ¿Qué pides? Henr. Este papel os lo-dirá, Señor, Fed. Venga. toma el memorial. Manf. Yo soy perdido si el Rey ap. mi calumnia á saber Ilega. Quint. Pobre Treslow, me lastima ap. verlo de aquesta manera. Hed. En mi exército no vuelvo rasga el à admitir traydores: cesa (memorial. de importunarme si quieres en los hombros la cabeza. Vase con los Generales. Henr. No soy traydor, no le soy: y mi honor... con la violencia del pesar toda la sangre en el corazon se yela. Ay Dios! ¿qué es esto? ¡yo muero! Va à cuer, y Quintus le detiene. Quint. ¿ Qué teneis? Henr. No sé. Quint. Con esta señal de afirmarme acabe que Henrique libre se encuenara de lo que se le ha imputado. Manf. Yo pienso de otra manera. Henr. ¿ Es Manfeld el que habla? Manf. Si.

Menr. Sois un vil.

Manf. Si no estuvieras fuera de ti', moderara tu desenfrenada lengua. Henr. Cuerdo estoy; pero el honer me arrebató á esta flaqueza. Manf. Honor tu? Henr. Honor yo: si. Manf. Compadezco tu demencia. vase. Henr. Dexadme, Quintus, dexadme que de ese vil mi inocencia se vengue. Quint. Henrique templaos. Henr. El Rey me ha muerto. Quint. La pena moderad. Henr. Y en esta parte conmigo injusto se muestra. Quint. Mirad como hablais del Rey, que estoy delante. Henr. Debiera mirar::-Quint. Preciso es dexaros, annque la piedad lo sienta. vase. Henr. A una desesperacion siento que el honor me lleva. La mutacion primera alumbrada: saleu Carlota y los Niños: estos llerando. Carl. No os desconsoleis hijos, no aumenteis con el llanto mas mis que pronto vendrá padre, (penas, y el sustento traerá: tened paciencia. Decidme poderosos, que prodigais al mundo las riquezas, y entre el fausto y orgullo vivis embrutecidos como fieras: de qué os sirven los trages, las carrozas doradas, las libreas, los banquetes, los bayles, y el cumulo de ociosos que os rodean? De hacer gemir al bruto: de enagenar vuestra alma de las nuesde acortaros los dias, (tras: cobrar orgullo, y adquirir soberbia: Siendo de vuestro fausto este tropel de males consequencia: acomo para evitarlos no alhagais de otro modo vuestra 3Qué cosa entre los hombres dar os podia mas magnificencia, (prendas? como ver que adoraban, en vez del luxô vuestro, vuestras ¿Qué importará que alaben la soberbia carroza que os eleva, si despues de alabarla ci

el menestral que la hizo os vitupera? Qué importará que el bayle y banquete aplaudidos ser merezcan, si despues todos culpan

la gula de uno, de otro la torpeza. La verdadera dicha

la que al grande á mas grande á ser es aquella que adquiere por medio del bien que hace á la po-

Pues si vuestro capricho (breza. por vicio gasta, y da por excelencia, por virtud gaste un dia con quien le puede dar memoria eter-

Socorra al desdichado, cuide del triste, al infeliz proteja,

y por su especie haga

lo que por vanidad hacer quisiera.

O cómo si pensaran del modo que mi pecho aquí desea, y á los necesitados

en secreto sus rentas repartieran, tantas familias nobles que sufren el rigor de la miseria mucho mas que sus trenes

harian que brillara su grandeza! Pero mi esposo viene:

no sé el alma al mirarlo que recela: Sale Henrique, y se sienta con el mayor abatimiento, y Cristina le habrá

seguida. 2qué traes, Treslow mio? podemos prometernos buenas nuevas? ¿No respondes? ¿no me hablas? gme miras, y la vista al Cielo elevas? ?qué es esto?

Niño. Padre, padre, snos traeis pan? Henr. Dios mio! jqué saeta

esta para mi pecho! (aqueja? Carl. ¿No sabremos, Henrique, qué te

¿Suspiras? ¿gimes? ¿lloras? jacaricias tus hijos, y los besas? Henr. Desventurados hijos,

no puedo consolar la afficcion vuestra: aqui teneis mi sangre,

alimentaos si quereis los dos con ella: desangradme, hijos mios, coged el alimento de mis venas,

pues á este triste padre ningun otro recurso ya le queda.

Crist. No os aflijais, Henrique, que Dios nunca abandona la inocencia.

Carl. ¿ Pero el Rey qué te dixo? a se negó á socorrer nuestra miseria? ste ultrajó, ó ha mandado ( tengas castigarte? habla, Henrique, no me mas confusa.

Henr. Esto es hecho: se levanta. de Manfeld y del Rey vengarme es Carl. ¿Qué profieres Henrique? (fuerza. modera tu furor, tu ira refrena. Henr. De un agravio tan fiero

ha de quedar mi saña satisfecha. Carl. Que te pierdes, Henrique,

y que nos pierdes. Henr. Nada me detenga.

Carl. Mira que tienes hijos, y que sus tiernas vidas te interesan.

Henr. ¡Oh rémoras de un padre! vuestro impulso detiene mi violencia: ¿pero qué es lo que digo?

ami honor puede olvidar tantas ofensas? no, ha de ser; no hay remedio.

Carl. ¿Es posible que tan poco te deban tu muger y tus hijos,

que de este modo abandonarlos piensas? Henr. Ya estoy desesperado, y es inútil pensar que me detenga.

Carl. ; Y tu vida? Henr. Sin honra

me molesta. Carl. ¿ Y la mia? Henr. A Dios te queda. Carl. 2 Y la de tus dos hijos?

Henr. En vano es pretender que yo me venza. vase.

Curl. Cuida de estos cuitados miéntras á embarazar voy sus ideas. Dios mio, pues los males cada dia en nosotros se acrecientan, ó aplacadlos del todo, ó para resistirlos dadnos fuerzas.

## ACTO SEGUNDO.

Aparece Manfeld en su tienda escribiendo, y sale Henrique con recato.

Henr. TTNA vez que patrocina la fortuna mis deseos ( pues sin ser de nadie visto pude fixar el libelo contra el Rey, y penetrar de esta tienda hasta lo interno) å mi furiosa venganza voy á dar el complemento: muera Manfeld::- alli se halla, suca un puñal.

sine

sino me engaño, escribiendo. ¿Si está solo?... solo está::ni aqui ni alli a nadie veo::la ocasion es oportuna para asegurar el hecho. anda bácia el. Sale el Cap. A la tienda de mi padre solicito otra vez vuelvo, á fin... ¡qué he mirado! ¿Henrique contra su vida un acero no dirige? si. Henr. Impostor, muere. Cap. Detente. Le detiene el brazo, le vuelve de espaldas á su padre, y le encubre con su cuerpo hosta que lo echa. Manf. ¿Qué es esto? Cap. Huye, pues te oculto el rostro, si escapar quieres del riesgo. Manf. 2 Qué haces ? Henrique. Cap. Salvar vuestra vida, y encubrir quien es el reo. Manf. Yo lo tengo de saber. queriéndole seguir. Cap. Será en vano vuestro esfuerzo, porque yo lo he de estorbar sin perderos el respeto. Manf. à Luego tú una iniquidad proteges con este medio? Cap. ¿No os he salvado la vida? Manf. Pero me dexas expuesto á que la pierda mañana á manos de ese perverso. Cap. No lo creais; mi perdon le hará detestar su exceso. Manf. El perdon al obstinado le da mas atrevimiento, y asi dime quien es. Cap. Padre, pues estais libre del riesgo, no os importa el conocerle. Manf. Has de decirlo, ó el despecho::-Cap. Perdonad, os debo el ser, el honor, y quanto tengo; pero quereis una cosa, que ann quando tuviera medios de saberla, me parece la ocultaria mi pecho. Manf. ¿Quién á callarla te obliga? Cap. La humanidad que profeso. Munf. 2Y sabes que es criminal

en unos casos como estos?

disculpa mi atrevimiento.

En fin, padre, si lo hizo

Cap. Segun y como: el presente

se vió en términos de hacerlo; y calladlo, que os importa quede el sugeto encubierto. Manf. ; Importarme?... ; por qué causas Esto, sin duda, es efecto de su humanidad, que tanto en este caso repruebo; y á no ser que están gritando en su favor los afectos paternales, y que en él se funda en lo venidero mi nombre, castigaria severamente su exceso. ¿Quién puede ser este hombre que contra mi el vil acero dirigia? ¿Quién habia de ser sino uno de aquellos que están en la Corte á ver como verter su veneno pueden contra aquel que logra con el Rey mas valimiento? El que se halla en este estado, aunque proceda con tiento, nunca puede libertarse de enemigos encubiertos, que suelen ser muchas veces los que le daa mas incienso. Para dar con mi enemigo será bien disimulemos, acechando con cautela semblantes, pasos, y aun gestos, hasta ver quien mi ruina solicita; pues contemplo que quien me queria matar dará indicios de su intento. Pero el Rey no tardará ya en comer, y pues me ha hecho el honor de convidarme, voy á su tienda corriendo, para que de torcedor á la envidia sirva el verlo. Bosqu e con vista á lo léjos del acam pamento. Sule Carlota afanada. Carl. Ay de mi! por ningun lado con Henrique encontrar puedo: corro el bosque, corro el monte, penetro el acampamento, y todo es inútil. Quise seguir sus pasos, y al verlo, para huir de mi, parece

que pedia auxilio al viento:

desfallecida me encuentro::-

pero del cansancio ; ay triste!

quie-

IA quiero apoyarme en este árbol miéntras cobro algun aliento. Buen Dios! ¿donde estará Henrique? ssi á estas horas le habrán muerto? aqué habrá hecho? aqué atentado habrá cometido? ¡Cielos! el fruto de una calumnia qué recursos tan funestos ha engendrado! ; qué desgracias ha producido! no creo que se puedan conciliar tanto tropel de tormentos como los que me combaten. :Infeliz madre! ; hijos tiernos! dexadme aleatar un poco, que ya voy a socorreros: squé es lo que digo? ; alentar estando vuestros lamentos dándome voces que vaya á llevaros el sustento? No puede ser, ya me animo, y corro á daros consuelo. aPero debo abandonar á Henrique arrojado y ciego? sdebo dexar de buscarle para precaver su riesgo? no debo de ningun modo; que en este caso es primero que mis hijos:- ¿Qué mis hijos? scómo pronunciarlo puedo? ó triste lucha! ¡ ó combate de tan opuestos afectos! Dios mio que estais mirando la batalla que en mi pecho se ha encendido, en dos mitades divididme, porque á un tiempo pueda libertar á Henrique, y á mis hijos dar consuelo, ó de madre y de consorte borradme los sentimientos. Pero ay triste! ¿ no es Henrique el que con tanto rezelo atraviesa el bosque? el es. Atraviesa Henrique el bosque, y Carlota le detiene á pesar de su resistencia. ¿Henrique, esposo, mi dueño, adonde vas? ¿de quién huyes demudado, y sin aliento? No te has de ir : es inútil que emplees todo tú esfuerzo en soltarte. Henr. ¿Qué me quieres? Carl. Saber si de tus proyectes desististe: si acordaste

con la razon tus deseos. Henr. No desistir? no Carlota, ya del Rev vengado quedo. Curl. ; Ay Dios! Henr. Toma ese pufial. se le da. Carl. Qué terror concibo al verlo, y qué pavor, al tomarlo; toda me estremezco y tiemble al ver que tengo en mi mano de tu ruina el instrumento: squé has hecho? squé has hecho Her-Henr. Guardale, y calla. Carl. ; Que veo! huye, Henrique, que hácia aquí viene un Oficial corriendo. Henr. ¿Qué dices? Carl. Ocultate. va irse Henrique. Sale el Cap. Henrique Treslew teneos. Carl. Dios mio, ya está perdido. Henr. ; Qué quereis? Cap. Quiero en secreto hablaros! Henr. Vete, Carlota, á un lado. Carl. ¿Qué yo no puedo? Cap. Perdonad:::-Carl. ¡Qué vendrá á ser, sumo Dios, este misterio! Se apartu fixa su atencion; manifiesta duda y recelo. Henr. Ya ninguno puede oirnos: zá qué venis? Cap. Sole vengo, Henrique amigo, á deciros que abandoneis vuestro intente, que olvideis fieros rigores y atroces resentimientos: que hay en vos para quejaros motivos, yo os lo confieso: que padeceis inocente, tampoco negaros puedo; pero, Henrique, la prudencia consigue mas que el exceso: sufrid un poco, ésperad, que la paciencia y el tiempo vencerán los imposibles que impiden vuestro remedio. El Rey es justo; mi padre se aplacará con mis ruegos: con que, Henrique, moderad vuestro furor y ardimiento; y considerad que si hubo un hijo tan caballero que quando á su padre fuisteis

adar la muerte sangriento supo impediros el golpe y libertaros del riesgo; este hijo mismo, si acaso volviese otra vez á veros atentar contra la vida de su padre, con su aceroes sabrá quitar la vuestra: esto preveniros quiero como amigo, y como noble; en el seguro supuesto de que si vos despreciais este prudente consejo, no bastará á detener mi furor ningun respeto: y en tanto vivid seguro de que vuestro enorme exceso ni aun yo le sabré; mirad si quedará en el silencio. Henr. Esperad, y no penseis::-Carl. Henrique, esposo, ¿qué es esto? descubreme esos arcanos. Henr. Ya los sabrás con el tiempo. Carl. ¿Pero qué has hecho? ¿qué ha hano me tengas padeciendo: acómo del Rey te has vengado? scómo llevaste este acero? shas muerto al Rev? Henr. No, Carlota. Carl. Corazon mio alentemos: apues de que modo? Henr. En mi casa ya lo sabrás por extenso. Carl. ; Pero, Henrique, que pretendas así perderte, y perdernos? Henr. Un hombre desesperado olvida todo respeto. Carl. ¡ Ay cómo preveo, Henrique que tu arrebatado genio á cubrirnos va de oprobio, de amargura y sentimiento! ¿En qué te puedes vengar de un Rey, di? si es con dicterios. como son agravios propios los vengan con el desprecio: si en tildar sus providencias, como les ayuda el Cielo, y reynan por Dios, no temen de la crítica el veneno: si en atentar á su vida, como Dios vela sobre ellos. y Dios en si se reserva el juzgar de sus defectos, no dexa que á sus personas.

se atreva ningun perverso, ántes manda que los miren con un profundo respeto. ¿Pues, Henrique, cómo, dime, del Rey te has vengado? ; Cielos! No contemplas que los Reyes son soles del Universo, y que el vapor del vasallo que se atreve á sus reflexos, en vez de eclipsarlos, logra solo deshacerse entre ellos? Henr. No soy tan necio que ignore los sagrados miramientos que á un Rey se deben : conozco el respeto que hácia ellos un subdito mostrar debe; pero quando me contemplo abatido. deshonrado, y de mil miserias lleno, siendo inocente, en venganza y furor se enciende el pecho. Carl. Pero es menester sufrir. Henr. Ya me falta el sufrimiento. Carl. La paciencia ;qué no alcanza? Henr. Se consume con el tiempo. Carl. Apela al ruego y al llanto. Henr. No bastan llantos ni ruegos. Carl. Bastará Dios. Henr. Solo Dios puede darme algun consuele. Carl. Pues tú le tendrás esposo, como por Dios toleremos. Parte del acampamento: entrada de la tiendo del Rey en medio; á los ludos Guardias: árboles delante de ella, y: por todu la escena; salen el Rey, los Generales, Manfeld y Quintus. Bed. A la sombra de los robles, que hacen frondoso y ameno este sitio, determino comer, por lograr á un tiempo de la hérmosura del campo y del alivio del fresco. Moll. Y durante la comida, si dais, Señor, vuestro asenso, con su música obsequiaros pretenden los Regimientos. Fed. Toquen, pues, en hora buena los marciales instrumentos. Quintus, la mesa. Quint. Está bien. bace sacar las mes as Fed. Del campo un rato gocemos, que está mejor adornado que el gabinete mas bello: 45vámonos sentando: Quintus,
¿qué aguardas?
Quint. A que primero
se sienten mis Generales.
Fed. ¡Subordinado! sí: bueno.
Quint. Soy militar, y es preciso.
Manfeld quiere trocar los ramos de un
árbol con el buston.

Fed. ¿Qué haces, Manfeld? Manf. Ver si puedo evitar que el Sol os dé en el rostro.

Fed. Muy mal hecho:
y eso es quererme enseñar
delicadezas: comiendo
Hace platos; y toca la música.

piano y lexos. vamos, puesto que ya es hora de que á este relox del cuerpo le demos la cuerda justa del necesario sustento: en mis costumbres y mesa claramente manifiesto que la vida de un cartujo militar estoy haciendo, pues en aquellas y en esta discurro que no me excedo; y así tan solo ocho platos se me sirven, y con ellos comen bien mis convidados, y todos salimos buenos: porque la mucha abundancia en la comida comprendo que es un vicio sazonado que desazona los cuerpos.

Sald. Vuestra Magestad en todo tiene método y acierto. Fed. No comes, Quintus? Quint. Talequal. Fed. Tan solo eres vivo en eso. Quint. Eso es tratarme, Señor,

de comedor. Fed. El refuerzo

que en las fortificaciones de Glatz mandé hacer de nuevo, a qué te parèce, Saldern?

Sald. Que está su Plaza á cubierto en caso de sitio, y que ahora no la entrarian tan presto los Austriacos.

Fed. Mollendorf,

gy tu apruebas el proyecto de la construccion de la de Silberberg? Moll. Considere
que la Silesia dexais
defendida por tal medio.
Fed. Quintus, si tenemos guerra,
de Glatz te ofresco el gobierno.
Quint. He de hablaros claro?
Fed. Si,

que eso es lo que yo deseo.

Quint. Como vuestra Magestad
formase en dármele empeño,
me desertara.

Fed. 2 Por qué?

Quint. Porque á Spandau, Señor, teue. Fed. Brindemos.
Todos, A la salvad

Todos. A la salud de mi Rey.

Fed. Al pensamiento
me vino el valor que tuvo
en la última guerra el cuerpo
de tropas ligeras que
Quintus comandaba; pero
mucha parte de la gloria
le quitó el Coronel, siendo (lesco.
ladron con exceso. con donayre bur-

Quint. Que robaron, Señor, no niego; pero fué por órden vuestra, y la mayor parte de ello tocándoos á vos.

Fed. En Praga

te acuerdas, Saldern::- 2 qué es esto?

Sale el Cap. Señor la mayor maldad,
el mayor atrevimiento
que inventar pudo el arrojo
del mas malévolo pecho:
en un lienzo de la tienda
vuestra han puesto este libelo
contra vos.

Fed. ¿ Y qué?... te admiras con flema. de poco: por justo y recto que sea un Rey, nunca falta quien le impute mil defectos: rásgale.

Cap. Señor mirad que contiene el mas blasfemo borron contra vos.

Fed. A verle,

con la misma indiferencia le toma. y así de dudas saldremos.

" Es, ademas de raro, " Federico II un Rey avaro: ", él se precia de justo,/

Moll. Confuso el Rey ha quedado (to."

des-

despues de leer el libelo.

Sald. Quien para tal atentado
tener pudo atrevimiento.

Munf. De confirmar ahora acabo
que hay traydores encubiertos.

Fed. ¿Federico avaro? ¿injusto
Con severidad que por grados pasa

i ira.

Federico? no comprendo con qué razon ó motivo me dan titulos tan feos. ¿Qué avaricia ? ¿ qué injusticia en mi han notado mis Pueblos? ¿ Quando usurpador he sido? ¿Quando me han visto avariento? Al mirarme de esta suerte ofendido, un volcán siento tan voraz dentro de mi, que me abraso con su fuego. ¿Qué dragon ha vomitado un veneno tan horrendo? todo sov furor; de modo que en ira se abrasa el pecho. y no han de bastar castigos para apagar tanto incendio. Al punto, Manfeld, marchad. y haced publicar un premio de cinquienta Federicos de oro al que descubra el reo.

Aunque he sido murmurado otras veces, y el desprecio ha castigado el delito, esta vez los nombres feos de injusto y avaro irritan de tal manera mi pecho, que ni aun sufrir un instante sin castigarlos no puedo; y temo que aquesta infamia, como no parezca el reo, acabe con esta vida

que ya sin fama aborrezco. Sald. Señor mirad::-Quint. Advertid

que vuestra vida es del Reyno mas que vuestra, y que privarnos de ella es del bien desposeernos; no porque el Rey me ha ofendido ap. meirar por el Rey no debo.

Fed. Ya me sosiego: no obstante tan atroz atrevimiento; pero quiero discurrir con vosotros, si en el tiempo que há que reyno, mi conducta

dió lugar á estos libeles, y me habeis de responder sin lisonja.

Los. 3. Así lo haremos.

Fed. Desde que de mi Padre
heredé el Reyno que fundó mi Abuelo,
¿qué he hecho que no quadre
á un Rey que acreditar quiere su zelo!
¿no ha dado mi gobierno (eterno?
terror á Europa, á Prusia nombre

¿ En qualidades bellas al subdito exceder no he procurade para poder con ellas castigar al vicioso y obstinado, sin nota que culpase lo que yo en mi persona autorizase?

¿El corazon del hombre no procuré estudiar profundamente para que no me asombre el temerario, el vil, ni el delinquente, mirando que hombre todo la materia adquirió del frágil lodo?

Luego que asegurado
en el trono me vi de mis mayores
de verter no han dexado
la sangre del vasallo mis ardores:
que en un Reyno la guerra
por mas que adquiera bien su bien
destierra.

¿A exemplo de otros Reyes un Código no ha escrito mi prudencia, viendo que muchas leyes en el uso de la Jurisprudencia retardan la justicia, y tal vez dan lugar á la malicia?

¿Qué sentencia de nuerte sin justa aprobacion se ha executado? ¿ en quál de ellas la suerte del delinqüente yo no he minorado, porque tengo prescrito que la pena sea ménos que el delito?

? Procediendo clemente la tortura falaz no he desterrado, para que al inocente su rigor no forzara á hacer culpado, quitando que en su suerte se diese al fuerte vida, al débil muerte?

¿Durante mi reynado en vasallos la Prusia no ha crecido? ¿con sabios no ha brillado? ¿en las artes tambien no ha florecido, diciendo el orbe entero que político soy si fui guerrero? Pues si de esta manera,

COL

con mi Reyno y vasallos he cumplido, y una conducta austera mi persona en el trono ha dirigido, y hallan en mi gobierno (tierno. en vez de un Juez severe un padre

¿Cómo hay traidora manó que de injusto y avaro me condene? scómo hay quien inhumano contra mi proceder se desentrene. queriendo escandaloso (odioso? mi nombre obscurecer y hacerle

Decidme, pues, amigos, son ciertos ó aparentes estos hechos? vosotros sois testigos de que Prusia me debe estos provedecialo: - mas no quiero, (entero. quando es testigo de ello el mundo

Y asi aunque se resienta ( pedada la piedad que en mi pecho está hoshe de dexar mi afrenta con un justo escarmiento restaurada,

pues segun furia abrigo

yo mismo he de temblar de mi castigo.

No tengais, pues, sosiego hasta hallar al autor del atentado para apagar el fuego (drado; que su enorme delito en mi ha engende lo contrario temo (quemo. consumirme en el fuego en que me Sald. Es muy justo vuestro enojo,

y justo que el escarmiento

le vengue.

Quint. Y justo que todos con el mas eficaz zelo procuremos indigar quien cometió tan vil hecho.

Moll. Vamos á buscarle,

Los 2. Vamos.

Fed. No os detengais. ¿Qué tenemos, Sale Manteld.

Manfeld, has averiguado quién fué el autor del libelo? Manf. No; pero el premio ofrecido. le sacará del silencio.

Fed. ¿ Qué os deteneis? haced, pues, por traerlo vivo o muerto.

Los. 3. Emplearemos en serviros,

Senor, todo nuestro esquerzo. vanse. Manf. De pérfidos y traidores, Rey invicto, estamos llenos; pues á mas de vuestro agraviovo tambien estoy en riesgo evidente de mi vida.

Wed. 2Qué dices?: Vamos adentro:

ira y ambicion de gloria, dexad que busque el sosiego; mas segun estoy airado apénas lograrle puedo, que aunque soy Rey, las pasiones combaten tambien mi peche. Zaguan de casa de Henrique con un asiento: sale Carlota desfallecida; se sienta, y los bijos la rodean.

Corl. Hijos del alma: pedazos de mis entrañas; no puedo consolaros: :- Vuestra vida ponedla á cargo del cielo::-Dios es justo, y protector de inocentes :: - Su desvelo cuida de todos: :- No creais que dexe de protegeros::-Si, hijos mios, vuestra madre pronto dexará de serlo; pero á mas de Dios os queda vuestro padre. ¿Qué profiero? Pobre padre! ; pobre Henrique! Si he de creer lo que temo, en qué lago de desdichas encenagado le dexo::-Su ardor, ay de mi! su ardor y el temerario libelo es de temer que le airastren al suplicio mas horrendo::-Mas mi aliento desfallece por la falta de sustento, y á un parasismo ó desmayo se va rindiendo mi cuerpo ::j qué debilidad! jay Dios! adonde estoy? adonde me encuentre? ¿qué ideas la fantasia me representa? ¿qué objetos tan horrorosos y tristes me retrata? A Henrique veo en un patibulo infame la vida perder: : ¡Oh Cielos! la fantasia terrible me aviva el pérdido aliento. Qué pintura tan horrenda mis deliquios ver me han hecho! Dios quiera que mis temores salgan finalmente inciertos! Pero, Cristina; ;qué traes? Sale Crist. Este pan que mis lamentos

saca un poco de pan negro. han podido conseguir: poco es; pero vuestro aliento perdido con él se anime. Niño. Madre, madre, le queremos.

Grist.

Crist. ¿ Antes no os busqué otro poco?, Niño. Aun estamos muy hambrientos. Carl. Tomadio.

Crist. No se lo deis:

mirad que vos sois primero
que ellos.

Carl. Como se descubre que no conoce tu pecho los afectos maternales: comedlo, hijos, comedlo: --; Triste madre!

Niño. Si quereis un poco, le partiremos. Carl. No, hijos: ; como se explica

la sangre! Pero ya vuelvo
otra vez á la flaqueza
de ántes::- ¡Dios mio! yo muero...

quédase desmayada.

Crist. ¿ Señora?::- Se desmayó de debilidad: funesto efecto de la pobreza; por fabuloso tu extremo se reputa; y ojalá que no fuese verdadero, y que el honor en algunos no causase estos efectos; pero para socorrerla voy á ver si encuentro medio.

Sale Henrique con un papel en la mano.

Henr. Un hombre à quien no conozco
al entrar me dió este pliego;
y al preguntarle de quién
era se escapó corriendo;
y esto me hace sospechar
que contiene algun misterio
leyéndolo de la duda
logrará salir mi pecho.
,, Quien se interesa por vos,
,, y no quiere vuestro riesgo,
,, os avisa, que si acaso
,, sois el autor de un libelo

, que se ha aparecido contra , Federico, escapeis luego; , pues tanto su Magestad , ha sentido el torpe arresto,

, que cinquenta Federicos , de oro promete de premio , al que descubra su autor:

,, no teneis que perder tiempo,

,, si lo sois, en escaparos, , enterado que el sugeto

,, que os da este aviso, si acaso

, lo sabe, será el primero

, que prenderos solicite
,, en servicio de su dueño.,
De quién será este papel,
que ha confundido mi pecho:
del jóven Maufeld sin duda;
pero jay Dios! ¿qué es lo que veo?
¿Carlota? Carlota es muerta:
jhay mas pesares á un tiempo!
Sale Cristina con un vase.

aque tiene madre? Cristina; qué es lo que acontece? aha muerto Carlota?

Crist. No.

Henr. ¿Pues qué ha sido?

Crist. Que la faita del sustanto
al cabo la ha ocasionado.

el desmayo que estais viendo.

Moja la punta del pañuelo es el vase,
y lo da á oler á Carlota.

Henr. A qué extremo hemos liegade,
Dios mio! ¿Y mis hijos?

Crist. Ellos
son causa de su deliquio,
pues se quitó el alimento
que la traxe de la boca
para acallar sus lamentos.

Henr. Y yo squé he heeho por Carlota, por mis hijos, squé es lo que he hecho? nada: mas sino he hecho nada: ya llegó de hacer el tiempo: con resolu-

Evuelve en si? Crist. Ya se recobra

Va volviendo Carlota.

Henr. Gracias os doy Dios inmenso.
¿Carlota? ¿Carlota?
Carl. ¿Henrique?
Henr. Presto te enviaré consuelo.
Carl. ¿ Qué dices?
Henr. Que tú y tus hijos

en breve tendreis sustento. Carl. ¿Como? ¿por quién? habla claro;

¿han sido oidos tus ruegos? ¿se ha aplacado el Rey?

Henr. Carlota, tan solo decirte puedo que hoy mismo ha de aliviar vuestra miseria mi empeño, vuse.

Carl. ¡Buen Dios! ¿si será verdad? ¿si esta dicha lograremos? ¿si tendré la complacencia de ver mis hijos contentos? ¿Quién sabe? Dios es piadoso, y en el lance mas estrecho consuela á quien le dirige

SU

sus votos con fin honesto. Con la alegría parece que voy recobrando aliento. Si, Cristina, nuestro mal á los últimos extremos del mal llegó, y en llegando á estos términos, el Cielo se duele de los humanos, y hace que al nublado fiero de la desdicha en que se hallan suceda el sol del contento. Pero habiendo cometido los dos delitos horrendos del libelo contra el Rey y el de Manfeld, qué remedio puedo esperar? jay Cristina! asi me engañará el deseo? Cnist. Señora quando volvi noté que estaba leyendo un papel, y puede ser que contenga algo de bueno. Carl. Eso es; de afirmarme acabo en que nuestro bien es cierto, y no es extraño que el Rey haya su enojo depuesto, pues superior al agravio su piedad sué en todo tiempo: para sorprenderme mas no quiere, hasta su regreso, comunicármelo; amiga ven, estréchate á mi pecho: hijos abrazadme, y dadme de regocijo mil besos. Este dia consagrarlo debemos al Sér Supremo en accion de gracias: hijos, vuestros inocentes ecos repitan las alabanzas que las dos le tributemos: ya decir puedo, Cristina, que acabáron los tormentos, que termináron las ansias, y las penas feneciéron: qué placer à este placer puede igualar! ¿Pero, Cielos, y si me engañase? ¿y si fuese un pensar alhagueño todo este ? no puede ser, porque si no fuese cierto, s cómo podia aliviarnos Henrique? Es un argumento que hace mucha fuerza, y que disipa todo recelo. Vamos, hijos: vén, Cristina;

y entretanto que tenemos el gusto de ver á Henrique consagremos auestro afecto á Dios, y su santo nombre llenos de ardor ensalcemos: alabando sus bundades, sus conscelos bendiciendo. vanse. Tienda del Rey: sale este con Manfeld. Fed. Déxalo, Manfeld, que luego que á mi se presente tu hijo dirá quien es el aleve que quiso ser tu asesino. Manf. Está obstinado en callarlo. Fed. Contigo, mas no conmigo. Manf. Yo no sé, Señor, por qué he de tener enemigos. Fed. ¿Y por qué los tengo yo? mas tu hijo::-Manf. Yo me retiro, no sea que á mi presencia tenga reparo en decirlo. Fed. Veremos si de este modo se descubre algun indicio del libelo: me han quemado Sale el Capitan. aquellos nombres indignos. Me eres leal, Capitan Manfeld? Cap. Repetir evito les motives que teneis para saberlo: vos mismo á vos mismo os lo decid. Fed. Sé lo bien que me has servide. ¿Quién es el agresor fiero que á tu padre matar quiso? Cap. O qué mal ha hecho mi padre en quebrantar el sigilo de este suceso! ¿qué haré? si que es Henrique le digo, y averigua el Rey la causa que tuvo, pongo en peligro el concepto de mi padre: si lo callo, al Rey irrito, y decaigo de su gracia: ¿qué he de hacer en tal conflicto? aqué he de hacer? padecer yo, y salvar padre y amigo. Fed. Que dudas! ¿quién es el reo? Cap. Señor, juré no decirlo. Fed. ¿Sabes quién yo soy? Cap. Mi Rey. Fed. ¿Y sabes que está en mi arbitrio Cop. Si gustais que

haga de ella sacrificio á vuestro gusto, aqui está. Fed. ¿Con que el lance has impedido del agresor, y en callarle te obstinas? Cap. Señor, repito que lo juré. Fed. Está muy bien: y yo juro que el castillo de Spandau tu y tu secreto ocupareis ahora mismo. Cap. Desde aquí al Gobernador á presentarme camino. Fed. El joven tiene constancia y resolucion: concibe en él un corazon noble que confronta con el mio; pero el presente suceso exige exemplar castigo para indagar el origen del pasquin; pero ¿qué miros Manfeld y los demas vienen. Salen Manfeld, los dos Generales y Quintus.

¿Y bien, qué hay? ¿ qué habeis sabido? Sald. Nada, gran Señor.

Moll. Por mas

diligencias que emprendimos, y haber encargado á muchos que solícitos y activos procuren averiguarlo, en valde, Señor, ha sido.

Quint. Y yo, Señor, no he dexado qué practicar en servicio vuestro: he exâminado á todos los Soldados que el recinto de vuestra tienda ocupaban, por si acaso en ella han visto fixar á alguno el papel,

pero de nada ha servido.

Fed. Ya voy viendo que el libelo
por el ayre habrá venido:
no obstante, las diligencias
que habeis practicado estimo:
mas no volveré á los tres
á emplear en lo sucesivo
en tales cosas, pues maña
para esta no habeis tenido.

Los. 3. Señor::Fed. Tu hijo está preso,
Manfeld; pero de su brio
y constancias estoy prendado.
Manf. Nada diria.
Fed. No quiso;

¿ pero qué es esto?

Sale el Ayudante. Señor,
con un ardor inaudito,
todo el color demudado,
y la voz trémula, quiso
Henrique Treslow entrar
á hablaros; reconvenido
de que mañana en la Audiencia
podia hacerlo, altivo dixo
que ha de entrar hoy, que un asunto
muy grave viene á deciros;
ved, Señor: qué hemos de hacer.

Fed. Que entre.

Manf. Señor::Fed. Que entre digo.

Ayud. Ya obedezco.

Manf. Permitid

vase

que os prevenga mi cariño no os quedeis con él á solas. Fed. Muy bien.

Manf. Ved que está ofendido de vos, y:- Pero á la vista estaremos prevenidos.

Fed. Vete Manfeld: con el Rey se queda aquí Federico.

Vanse los 4, y salen Henrique y el Ayud.
Manf. Esta osadia de Henrique
me ha dexado confundido.
Fed. ¿Qué querrá Treslow?

Ayud. Entrad. se retira.

Henr. ¿Estais solo, Rey invicto?

Fed. Solo, estoy: saué es lo que viente

Fed. Solo estoy: ¿qué es lo que vienes á decirme?

Henr. Se ha esparcido,
Señor, una voz que contra
vuestro Real decoro ha habido
una mano tan traidora
que ha cometido el delito
de fixar un pasquin: que
irritado, con motivo,
vos del desacato habeis
ofrecido al que al iniquo
autor descubra cinqüenta
Federicos de oro.

Fed. Es fixo. Henr. Pues, Sehor, yo sé quien es. Fed. 2 Tú?

Henr. Si Sehor. Fed. Imagino

que para adquirir mi gracia ó el estipendio ofrecido vas á calumniar á alguno; y así procede con tino en la delacion.

Henr.

Henr. Sehor. á engañaros no he venido. Fed. ¿Pues quién es el reo? Henr. Yo. Fed. ¿ Tu? Henr. Yo; si Sehor. Fed. Indigno, sabes el enorme crimen que contra mi has cometido? sabes que merecedor del mas terrible castigo te has hecho? ¿sabes que un Rev es imágen de Dios vivo: de Dios Teniente en la tierra, y que es vil y está proscrito por ley divina y humana el vasallo que atrevido profana en obra ó palabra su sagrado distintivo?

Henr. Todo lo sé.
Fed. Pues infame,
si los sabes, à qué motivos
tienes para protanar
el nombre de Federico?
¿aquel Rey que por el Reyno
se ha expuesto á tantos peligros:
que ha ensalzado á sus vasallos;
y que tantos beneficios
hizo á la humanidad? ¿Callas?
¿qué cómplices has tenido?
tu silencio es sospechoso:

di la verdad. Henr. Solo he sido: y en fe de eso mi cabeza pongo á vuestros pies invictos: aquí la teneis, mandad que purifique un cuchillo mi atentado, y desagravie vuestro decoro ofendido: no os detengais: haced luego que me lleven al suplicio; mas, Señor, una mèrced tan solo quiero pediros, y es que á mi muger le deis los cinquienta Federicos de cro que por delatarme á mí mismo he conseguido: hacedlo, Señor, hacedlo, para que en tanto conflicto lleve el consuelo à lo menos de que á mi muger é hijos de la miseria en que se hallan yo los dexo redimidos. Ouedase el Rey pensativo, y des-

pues dice.

Fed. ¿Con que de ti el atentade nació? Henr. Cierto. Fed. ¿ Y tu á ti mismo te has delatado á fin de poder con lo que he? ofrecide á tus hijos y muger sacar del triste conflicto de la miseria? Henr. Así es. Fed. Estoy absorto de oirle. Ola? Sale el Ayud. Señor::- hacen que ha-Henr. De mi muerte blan aparte. cercano el decreto miro: pero muera yo, y no muera toda mi familia, un frio sudor jay de mi! me cubre al ver la frenta y suplicio que me espera... ¿mas qué tiemblo, quando muriendo la alivio? Ayud. Está bien: daos à prision Henrique. Henr. Fuera delirio rehusarlo: aquí me teneis; peros Señor, os suplico qué... Fed. Es en vano suplicarme: reflexiona to delito, y por él juzga la pena, que mereces, harto digo. Henr. Merezco, como ántes dixe, ei mas infame castigo; pero, Señor, entregad les cinquenta Federices á mi muger; que es la gracia que iba de nuevo á pediros. Fed. Bien está: Treslow, á Dios. Henr. ¿Lo hareis, Señor y Rey mio? Fed. Llevale. Henr. Por Dios mirad por mis inocentes hijos. Fed. Yo te empeño mi palabra: zfias de mi? Henr. De vos fio: este consuelo á lo ménos. llevo en tan grande conflicto. Vase con el Ayudante bácia lo interior de la tienda. Fed. Y bien, Federico, ya

de saber quien es autor del pasquin : ahora es preciso que veas le que hacer debes::-

el gusto te se ha cumplido.

mas no se qué en Treslow miro que mis rigores desarma, y me dexa enternecido: recelo aquí muchas cosas: siento su fatal destino y el de su familia, haciendo unos esfuerzos tan finos para socorrerla; pero por el trono y por mi mismo debo hacer un escarmiento, si es como suena el delito.

Sale el Ayud. Tomad.

Entrega al Rey un bolsillo que pon-

Idra sobre la mesa.

Fed. 3 Y Henrique?

Ayud. En el centro
de la tienda detenido
está como me ordemsteis.

Fed. 3 Y su muger, dinne, vino?

Ayud. Afuera espera, pues tuvo
el que iba á darla el aviso
la fortana de encontrarla
may iamediata á este sitio.

Fed. Que entre, y vete tú.

Ayud. Del Rey.

no penetro los designios. vase. Sale Carl. A vuestros pies , Señor:-Fed. Toma:

son cinquenta Federicos de oro: tu necesidad remedia: á Dios: compungido me siento.

Carl Señor, el Cielo recompense el baneficio que me haceis, eternizando. vuestra vida entre los siglos. O como en esto mostrais que atendais al afligido! que vengais vuestras ofensas perdonándolas benigno; y que de la humanidad sois protector y padmino: si supierais bien, Sehor, este auxilio compasivo de qué cumulo de males nos saca, de qué conflictos nos liberta; y de qué estragos redime á mis tiernos hijos, confundido quedariais, de manera que vos mismo os diriais: ,, el inmenso mar de piedad que en mi abrige no basta á compadecer sa tante tropel de martirios, ce

Pero, Señor, molestar no quiero vuestros oidos con tristezas: el contento que dentro de vos concibo por el bien que nos haceis perturbar no determino tampoco: si solamente alabaros, bendeciros, engrandeceros, loaros, y con afectos rendidos aclamar mi bien hechor,. y padre de desvalidos. Fed. No me estimes à mi el don, sino solo á tu marido. Carl. ; No me le dais vos? Fed. Es cierto. Carl. Pues como vuestros lo estimo. Fed. Pero es de parte de Henrique. Carl. Pero á vos os lo ha debido; con que así á vos solamente agradezco el beneficio....

Fed. Muger no me lo agradezcas,
enternecido.

y vete: en vano reprimo
el dolor, quando dá el rostro

de dolor tantos indicios. Carl. Estática estoy: absorta he quedado : ¿Dios benigno qué es aquesto? squé misterios son estos que no distingo? despues que me dio este den, compungirse B'ederico? ¿darme quando le tomé el corazon un latido? y de verle ahora agitarse. este cansado edificio de la vida; de manera que su total exterminio parece que le ha llegado? Algun arcano escondido es preciso que haya en esto, quando tan raros motivos observo que::- Mas mi Dios, no es Henrique aquel que miro conducir preso? Si: él es. Salen los dos Generales, el Ayudantes

y quatro Granaderos que traen a

Henrique preso.

2Dónde vas, esposo mio?

Henr. ¡Duro encuentro!... tu miseria

Carlota, ya he socorrido.

Carl. Mas que es esto?

Henr. Tierna esposa

consuélate con tus hijos.

Le

24

Le llevan, ella quiere seguirle, y los Granaderos la detienen con el fusil.

Sald. Id al Principal, y cuenta que le hablen en el camino. al Ayud. Carl. Henrique: - mas no me dexan seguirle: ¡duro martirio! ¿qué es esto? ¿quién á mi esposo mando prender?

Mando prender?
Sald. Federico.
Carl. ¿Federico?
Sald. Si Señora.
Carl. ¿Y por qué?

Sald. No sé el motivo.

Carl. ¿Y vos le sabeis, Señor?
Moll. Tambien le ignoro.

Garl. Dios mio

descubrídmelo; mas ay, para que lo solicito saber; quando mis cemores claramente me lo han dicho. Si en vuestro pecho, Saldern, se encuentran algunos visos de piedad, permitid que seguir pueda á mi marido. Md. Compadezco vuestro llanto.

Sald. Compadezco vuestro llanto, pero no puedo serviros. vase. Carl. ¿Y vos, Mollendorf, podeis hacerme este beneficio?

Moll. Si dependiera de mí
vos tendriais este alivio

vos tendriais este alivio, vas

Carl. ; En donde hallaré consuelo, en donde encontraré auxilio, quando sordos tos inortales se obstinan á mis gemidos? A donde esta la piedad? ¿ á donde está el patriotismo? Entre los hombres dirán, y yo entre las fieras digo: entre las fieras, mas fieras han fixado el domicilio: pues á las fieras iré á consolar mis gemidos, á sosegar mis quebrantos, á disipar mis martirios, avergonzando á los hombres que de mi no se han dolido: ¿pero qué digo? ; á las fieras? ¿ teniendo al Autor divino, qué es padre de desdichados y consuelo de afligidos? A vos, Señor, solamente me entrego en tanto conflicto: á vos me acojo; y á vos

últimamente me abrigo. Y si acaso me negareis por vuestros supremos juicios el consuelo, concededme que muera con mi marido, porque de una vez acaben los pesares y martirios que desfogan sus rigores contra el triste pecho mio.

### ACTO TERCERO.

Tienda del Rey con silla y bufete, en el qual babra un plan: aparece Federico pensativo paseándose.

T Ste hecho me ha sorprendido del todo: ¿ mas la desgracia de la familia de Henrique es dable que sea tanta que Henrique para su alivio tomase la temeraria idea de delatarse á si propio, por la baxa recompensa que ofreci á qualquiera que indagara quien era autor del libelo? que injurió mi nombre y fama? tanta será; que si no á una accion tan inhumana no se hubiera conducido. Ah miseria á lo que arrastras! Que los hombres no se adhieran á contribuir á las cargas de la sociedad ? ¿ Que huyan de la recompensa gratat que logra aquel que hace bien con hacerle? ¿Y que se abatan en el egoismo insulso ó en la sensualidad vana, sepultando los haberes que deben dar á la santa pobreza del semejante que gime entre su desgracia? O como truncas los frenos, prevaricacion humana! Esta accion de Henrique tiene ó un gran fondo de constancia, o de desesperacion; pero tantas culpas ciaman contra él, que aunque quisiera de algun modo disculparla, los efectos que ha tenido no dexan mirar las causas;

apero

spero quién se acerca? ses Quintus? Sale el Ayud. No Señor. Fed. ¿Pues como tarda en venir? squé ha respondido á mi recado? Ayud. Que extraña que vos le digais que venga por su obra, quando dada à ver no os tiene ninguna. Fed. Mucho le picó la chanza de la mesa: ¿ donde está? Ayud. Está en la tienda inmediata. Fed. Dile que mando que venga. Ayud. Voy á serviros: Fed. Me enfada, me sofoca mucho Quintus, ha mas de dos horas largas que se fué serio, sin duda por lo que le dixe; y trata ahora de mostrar su queja con no venir: fué pesada la chanza, ye lo confieso; pero debió telerarla mediante la amistad fina que tenemos: ; quanto tarda! será menester dexar de su trato la confianza, y en su lugar buscar uno que segun mi genio haga las cosas; pero en viniendo reprenderé su tardanza de manera que conozca que va á caer de mi gracia. Sale Quint. ¿ Qué me mandais, Señor? Fed. Quintus, (serio apacible.) dispon luego que nos traigan los instrumentos, que tengo de tocar contigo gana. Quint. Ya voy Señor: nuestro enoje del modo que viene pasa. Red. Quintus es hombre de bien, jamas me ha pedido nada,

dispon luego que nos traigan los instrumentos, que tengo de locar contigo gana.

Quint. Ya voy Señor: nuestro enoje del modo que viene pasa.

Fed. Quintus es hombre de bien, jamas me ha pedido nada, ni le he dado nada; solo me sirve bien porque me ama: al revés de otros, que estiman solamente á sus Monarcas por el interes que adquieren, o los honores que ganan.

Sale Quintus con uno que trae das flautas y papeles de musica que pone

Quint. ¿Toquemos, Señor? Fed. Toquemos: mira cómo me acompañas. Hasen que tocan un duo, y acobado se ponen à eximinar el plun.

Del camino de Berlin ahora miremos la planta.

Quint. Mucho costará.

Fed. No importa, porque el caudal que se gasta en monumentos que sirven de beneficio á la patria evita la ociosidad, y califica al Monarca.

Siguen mirando el plan, y sale Manfeld

Manf. De paso que á recoger entra del Rey mi eficacia los dos expedientes que le he entregado esta mañana: el uno sobre la multa que al Soldado le señalam por contrabando; y el otre sobre la queja entablada por Levitz en el suceso de la estofa de Madama la Princesa, observaré cómo el Rey con mi hijo se halla.

¿ Señor?
Fed. ¿ Qué traes?
Monf. Venia
á ver si determidadas
teniais las providencias
de los expedientes::-

Fed. Basta; te he entendido, que me diste así que dexé la cama Los saca de las faltriqueras.

Schre el Soldado he resuelto esto: "Hallo que es arreglada lee. "la pena de los diez mil " escudos que se le cargan

,, de multa; pero ántes una , justificacion exácta

", me haa de hacer, de donde o come ", puede un Soldado pagarla."

Quint. Con qué energia mi Rey reprende à aquellos que mandan. Manf. 28 sobre el asunto de

la Princesa?

Fed. Aqui apuntada

rengo nú resolucion: oyela: "Para que no haya ", que jas, resuelvo que sean

,, que las, resuelvo que sean ,, los derechos de la Aduana ,, de mi cuenta: que la estofa

", la tenga libre Madama

, la

25 " la Princesa; que se quede " Levitz con las bofetadas: y en quanto al imaginado " deshonor del que demanda, " le relevo de él , respecto , de que una mano tan alta ", no puede infamar á un "Administrador de Aduanas.« Manf. Senor ::-Fed. Hazlas estender, que despues quiero firmarlas: ha: - 5y tu hijo ha declarado quien tuyo la fiera audacia de quererte asesinar? Manf. No Señor; pero no falta quien sospeche que fué Henrique. Fed. 3Y por qué tu hijo lo calla? Mant. No lo sé. Fed. Yo lo sabré: hazlo traer á la gran guardia. Manf. Para qué efecto? Fed. Obedece. Man. Siempre está temiendo el alma. ap. Fed. El silencio de Manfeld hijo: la enemistad larga del padre; y la situacion en que Henrique Treslow se halla. para decidir su suerte me llenan de dudás varias. Dent. Carl. Yo he de entrar á hablar al y me ha de oir. (Rey, Dent. Manf. Tu demanda es inutil, porque ahora mi Rey no puede. Fed. Te engañas, que para escuchar al triste no tiene horas reservadas: entre quien tenga que hablarme. Quint. La muger desventurada de Henrique es. Fed. Mucho lo siento. Sale Carlota descompuesta el cabello, y fuero de si, con un bijo en los bruzos y otro de la mano. Carl. ¿Quién es el Rey ? ¿ donde se halla Federico? Fed. ¿Qué pretendes? Carl. ¿Sois vos? Fed. Si: templa tu safia,

Curi. No os habia conocido.

Fed. ¿En qué pende que me estrañ ay a?

Carl. En que no conozco el cuerpo,

como habeis mudado la alma.

La alma del gran Federico

era uuna alma justa sabia y compasiva; y la vuestra es una alma arrebatada y endurecida; si no, como es dable me entregara à mi el precio de la vida de mi esposo: aquella cara. mitad de mi vida: aquella alma, mitad de mi alma: tomad, Sener, vuestro premie inhumano, y sia tardanza ocultadle de mi vista, porque el horror que me causa ne me confunda: tomadle, Señor: ; lo rehusais? si osada no pareciera, aquí mismo con desprecio le arrojara. ¿Pero qué digo?::- ¿El dolor donde ; ay de mí! me arrebata? Perdonad , Señor , mi arrojo, mi atrevimiento y audacia, considerando que á ello las desventuras me arrastran. Señor, la culpa de Henrique es no tener vuestra gracia por causa de una calumnia que le excitó una venganza; pero aunque fuese culpado, ( que lo niego, aunque declara serlo en el pasquin; pues sé que esta accion es dimanada de querer perder su vida para aliviar nuestras ansias) un hombre inocente, que entre el rigor de la infamia y de la miseria veia confundirse ::- Que buscaba medios de manifestar su desgracia á su Monarca, y no conseguia nunca que de vos fuese escuchada: que tenia á su familia entre el hambre sepultada. sin esperanzas algunas de poder auxilio darla, porque la herida del brazo adoptar no le dexaba la fatiga del arado ni la pena de la azada: ¿qué extraño ni raro fuera que al delito se arrojara? Pero no es capaz Henrique de cometerle: sondeada tengo su alma, Señor:

es leal, justa y humana. Al mirarse de la dicha destituido: al ver que cada instante iban en anmento sus desventuras tiranas: que sus hijos con quejidos su corazon traspasaban; respecto de que sin medios para acallarlos estaba: que á su infelice consorte le acometian mil bascas de necesidad; y en fin contemplando que la parca á un tiempo nuestra existencia iba á cortarse; se arrebata: a la desesperacion se entrega; y busca la traza de delatarse á sí mismo para adquirir la vil paga que ofrecisteis, á sin de redimir nuestra desgracia. Este horrible precipicio: esta heroycidad insana, que adopto por su tamilia su terneza extraordinaria, sirva de compadeceros y aplacaros: si no basta esta accion, sirva una madre y unos hijos que á las plantas vuestras se postran: Señor, tres cadáveres con alma imploran vuestra piedad en favor de Henrique: caras prendas abrazad al Rey, y con lágrimas amargas regad sus pies: suplicadle que os dé á vuestro padre y haga le vuelvan la libertad y el honor: si no os aplacan estas tres victimas tristes de la hambre : si no os ablanda vuestra misma humanidad, é insistis en la venganza contra Henrique, concedednos que sigamos sus pisadas, y que el castigo que sufra entre todos se reparta; que ya que en vida tuvimos tanta parte en sus desgracias, tengamos parte en su muerte, cansados de sufrir tantas. Fed. Si la Magestad ahora el llanto no refrenara mostraria mi flaqueza:

algad: vuestra suerte amarga compadezco; y aunque sé que en la disculpa me engañas. sin faltar á la justicia, ofrezco á Henrique hacer gracia. Carl. Señor, que tiene enemigos. Fed. Yo rectitud y constancia. Carl. Mirad que son poderosos. Fed. Solo el poder en mi se halla. Carl. 1 Ah Sefior!.... Fed. ¿Qué es lo que dices? Carl. Que pues de Prusia Monarca absoluto sois, veais de indagar quien os engaña. vass. Fed. Detente::- ¿Quién puede ser? geres tu, Quintus? Quint. Extrafia es, Señor, vuestra pregunta, teniendo experiencia larga de mi preceder. Fed. Por tode te picas. Quint. Sefor, me enfada vuestra desconfianza. Fed. Y bien, ¿qué juzgas de lo que pasa con Treslow? háblame claro. Quint. Señor, que hay mucha maraña eculta que no penetro. Fed. Yo veré de penetrarla; pero á mí engaharme? ¿á mí? squién o cómo? quando pasa todo por mi mano: quando no perdona mi eficacia penalidad ni tarea en los asuntos que tratan del gobierno: quando nadie, me merece una confianza entera sino tu: Quintus, esta advertencia, aunque dada por una alma resentida, ha hecho en la mia una llaga tan penetrante, que dudo se cicatrice hasta que haya indagado si es verdad que hay algunos que me engañan. Quint. Yo por lo menos no soy. Fed. 2Quien será? ¿Quintus, lo alcanzas? Quint. No Señor; pero así como penetrais en las batallas las ideas enemigas por mas que quiera ocultarlas, las intrigas penetrad que en los Palacios se fraguan,

y de esta suette sabreis quien miente ó quien verdad habla. Fed. Vámonos, Quintus, que quiero acercarme á la gran-guardia. Interior de la gran guardia con quanto es preciso en ella: sale Henrique

triste y pensativo. Henr. Funestos recuerdos, memorias amargas, dexad de afligirme, (fausta. de acrecentar dexad mi suerte in-Oh calumnia impia! oh villana saña! ¿ á qué precipicio arrastrasteis de Henrique las pisadas?

Mortal afligido, gen que estado te hallas? en el mas funesto

que depararme pudo la desgracia.

Mas que mi desdicha en afficcion tanta siento el desconsuelo que á mi muger é hijos les aguarda.

Hijos de mi vida, pedazos del alma, la deshonra y llanto

es la herencia que os dexo vinculada.

Funestos recuerdos, memorias amargas, dexad de afligirme,

de acrecentar dexad mi suerte infansta. Se sienta; queda pensativo, y sale

el Capitan Manfeld. Cap. Desagravio injusto, iniqua venganza, aqué abortar podiais

sino furias, horrores y desgracias?

No acerto mi padre en vengar mi falta con una calumnia

que le puede adquirir del Rey la saña.

Si este enorme crimen el tiempo le aclara, la suerte de Henrique

en su cabeza es fuerza que recaiga.

Oh como me agita el ver que el Rey manda que aqui me conduzcan

desde el castillo donde preso estaba!

Y annque es porque diga quién sué el que intentaba dar muerte a mi padre, no sé qué sustos me predice el alma.

Desagravio injusto,

iniqua venganza, ¿qué abortar podiais sino furias, horrores y desgraciass Henr. Otro desdichado preso alli se halla. Cap. Alli otro infelice

sufre de la prision la triste carga. Henr. ¿Capitan? ...

Cap. ¿Henrique?... Henr. Tu preso en la guardia? Cap. Solo por salvarte.

Hear. Sé que has hecho por mí mas que pensaba. dentro caxus.

Cap. Pero el Rey se acerca. Henr. El pecho desmaya. Cap. Cobra, Henrique, aliento, que no habrá cosa que por ti no haga.

Henr. Tú de mi desdicha sabes que eres causa.

Cap. Pues fui causa de ella. (vanse. si quieres moriré por subsanarla. Salen Federico, Saldern, Mollendorf y el Ayudante: traerán una mesa, a la que se sienta el Rey, y los demas

ocupan sus lados. Fed. ¿El joven Manfeld, decidme, se ha presentado en la guardia? Ayud. Si Señor.

Fed. A mi presencia hazle venir sin tardanza: despues á Henrique Treslow llámame, que aunque su causa es distinta, puede ser que tenga parte en entrámbas. Fase el Ayudante.

El silencio de este jóven de dudas me llena el alma.

Sale el Capitan Manfeld como preso. Fed. Capitan, acércate:

reilexiona con quien hablas, quién te pregunta, y de quién en este caso se trata: se trata de la obediencia que debes a tu Monarca, y de la vida de un padre que te dió el sér; circunstancias que con el mayor respeto deben de ti ser miradas, y que debes preferir á qualquiera idea vana: en este supuesto, dime de quien fué la mano osada que los dias de tu padre quiso arrebatar; despacha,

y no abusès del favor que te da mi tolerancia. ¿Quién fué? Cap. Siento que otra vez expongais mi suerte escasa á tenerio que caliar. Fed. Por el juramento: basta, insistir no quiero; pero ya que el asesino callas, me has de decir los motivos que á callarle te dan causa. Cap. Tampoco decirlos puedo. Cómo si de ellos dimana la perdicion de mi padre. Fed. No puedes? Cop. No, mi Monarca. Fed. Pues por vida de mí mismo que ne de indagar esta trama: dime quien sué el agresor, sino quieres que mi saña descargue sobre tu vida todo el enojo que guarda. Cap. Vuestra es; aqui la teneis; quitádmela sin tardanza. Fed. Morirás pues::-Sale Henr. Suspended, gran Señor, vuestra venganza; y si á muerte condenais á este jóven, porque calla el agresor, no es razon viendo una accion tan hidalga que lo sufra; yo lo soy. Cap. El corazon me traspasa esta accion de Henrique: ;ay Dios! ¿qué haré por recompensarla! Fed. Hasta á qué extremo, infeliz, tus desvarios te arrastran? squé te hizo el recto Manfeld? Henr. Confundirme en la desgracia. Fed. Tu delito fué. Henr. Mirad que serví bien á mi patria, y que tengo tres heridas que lo dicen. Fed. ¿ V las cartas traidoras que al enemigo se cogieron? Henr. Fueron falsas: fueron supuestas, Señor, por una mano villana. Fed. ¿Pero por quién? Henr. Yo sospecho que por Manfeld.

Cap. Calla, calla,

y no injuries de mi padre la conducta acreditada. Fed. ¿Y en el Consejo de Guerra fué esa nulidad probada por ti? bien te acordarás que se declaró por falsa. Henr. Sin embargo á un inocente sentenciaron á la infamia de la vil degradacion: cómo se estremece el alma al acordarme que fui de las guerreras esquadras con deshonor arrojado por un Tambor! Las palabras se confunden en la boca con memoriss can amargas. Fed. Supongamos que tu entónces fuiste inocente, y que falsas fueron las cartas ¿ pretendes que las viles asechanzas de aspirar centra Manfeld y ultrajar á tu Monarca no se tengan por delitos? Henr. Sé que lo son; mi ignorancia no podia sugerirme unas ideas tan vanas; pero un hombre sin honor. sin consuelo, ni esperanza, destituido de los medios que endulzan la suerte amarga; con dos hijos y muger que el alimento clamaban, que pretende que le cigan, y en vez de oirle le infaman; y en fin que vé á su familia casi de hambre devorada; squé enormidad, que delito no cometerá? La infausta situacion en que me veo, gran Señor, es dimanada del rigor de la pobreza y de la injusticia: causas que hay poquisimos delitos en que ambas no esten mezcladas. Fed. Está bien; apero por medio del delito remediabas tu miseria? Henr. No Sehor, pero mi pena alhagaba. Fed. ¿En qué, quando á un vil suplicio tu persona encaminabas? Henr. Un mortal desesperado solo piensa en su venganza. Fed. ¿Por qué de mi y de Manfeld

vengarte solo tratabas?

Henr. De vos porque no me oiais,
y de él porque lo estorbaba.

Fed. Siendo tu enemigo el padre, gen qué pende que te calla el hijo el delito?

Henr. Pende

en que resarcirme trata los daños que á mi inocencia hizo la calumnia insana.

Fed. Casi todo delinquente de impostura al crimen trata. Henr. Si lo fui entónces ó no, el lo sabe aunque lo calla.

Fed. Pero lo dirá. Cap. ; Ay de mí!

en que aprieto se halla el alma.

Fed. Joven Manfeld, del enigma. que con tanto teson guardas es fuerza rompas el velo, porque visto de él la cara pueda conocer del modo que he de juzgar esta causa. ¿Fué Henrique inocente quando se interceptáron sus cartas? dí la verdad: ¿ te confundes? ¿ te demudas y acobardas? ¿ fixas al suelo la vista y despues discurres? habla.

Cap. Señor, que sirve que yo sobre las causas pasadas diga lo que diga, si las presentes circunstancias exigen para decoro de vuestra persona sacra un castigo enorme : fuera de que mi silencio se halla con unos grillos tan fuertes, que ántes que del pecho salga moriré mil veces: esto supuesto, la pena que haya que imponérsele à Treslow, sobre mi, gran Señor, caiga, á mas de la que merezco; permitidme que le haga este obsequio, para que minore así su desgracia: á vos que muera yo o él juzgo no os es de importancia. En él qué à castigar vais? el delito , cosa es clara: este me le achaco yo; con que asiaunque en mi recaiga el castigo, nadie debe

extrañar esta mudanza.
Con que Señor y Rey mio,
concededme aquesta gracia
para que por medio de ella,
en lucha tan inhumana,
quede el silencio conmigo,
y la Magestad vengada.

Fed. Estos resortes que mueven acciones tan desusadas aumentan cada vez mas las dudas que en mí batallan.

Henr. ¿Pero discurres que yo, viendo una accion tan hidalga habia de consentir que la pusieras en planta?

No, Manfeld, ni el Rey tampoce accederá á tus instancias: el Rey no ignora que yo contra la deidad sagrada de su persona dicré un libelo: que mi audacia en la vida de tu padre quiso ensangrentar mirabia; y que en mi debe el castigo

Cap. Pero el Rey conmutar puede que la pena en mí recaiga.

Henr. No lo hará el Rey.

Cap. Si lo hará.

Los dos. Porque el Rey puede::-

Fed. Ya basta.

Said. Esta acción me ha sorprendido.

Moll. Os confieso que es bizarra.

Fed. Vamos.

Se levanta.

Los dos. Gran Señor, mirad::
Fad. Oxódence ambos en la guardia.

Fed. Quédense ambos en la guardia presos hasta que resuelva; enterados que mi saña pronunciará contra el reo la senteucia mas infausta.

Cap. ¡Pobre Henrique!
Fed. A Dios... Escucha:
decirte se me olvidaba,
que exâmines si en los hechos
que tu causa tanto agraban
alguna disculpa encuentras
que los minore ó deshaga:
¿lo entiendes?

Henr. Si Señor. Fed. Bien

está: piénsala, y si la hallas me la dirás.

Henr. Ahora mismo si quereis en dos palabras os la diré.

Red.

Fed. ¿Hay & tu culpa disculpa que satisfaga? Henr. Esta. Fed. Dila. Henr. Suplicaros solo que quando mi causa sentencieis, á la memoria tengais, que aunque sois Monarca sois hombre, y que de otro hombre la flaqueza castigada á dexar vais; no tengo otra. vase enternecido. Fed. A Dios: Sald. v Moll. Siento tu desgracia. vanse. Cap. El Rey se va enternecido. Henr. Sin embargo mi esperanza desmaya; y otro consuelo que el de un suplicio no aguarda; y así por mi has hecho mal en perder del Rey la gracia. Cap. Hice aquello que debia y el corazon me dictaba; y haré por tí mucho mas; pideme. Henr. Solo mis ansias, despues que muera, te piden que mires por mi cuitada consorte; que cuides de mis dos hijos en su infancia, y remedies la estrechez en que los dexo: esta carga, esta pension, solo dexo á tu piedad encargada: con lágrimas te lo pido: ¿ lo harás? Cap. Te lo jura el alma. Henr. Este consuelo en mi muerte tendrán siquiera mis ansias. vase. Cap. ¡Ay de mi! en que aprieto estoy:

Henr. Este consuelo en mi muerte tendrán siquiera mis ansias. va Cap.; Ay de mi! en qué aprieto est ¿qué he de hacer en pena tanta? ¡pero mi padre!:Sale Manf. Hijo mio...
¿El Rey se fue?
Cap. Si: ahora acaba de salir de aqui.
Manf. ¿Has mostrado aquela noble constancia que de mi heredaste?
Cup. Padre,
extraño con justa causa tal pregunta. de vuestro hijo no teneis que temer nada,

pues primero que inculcaros

Manf. Siendo asi, prosperamente

sabrê perder vida y fama.

saldremos de esta borrasca; mediante á que el Secretario que falsificó las cartas que arruinaron à Treslow, ahora de morir acaba en Magdembourg: por la posta que llegó de aquella Plaza con los pliegos para el Rey lo he sabido: con que trata de tranquilizar tu pecho, que el temor de que aclarara mi calumnia algun suceso, muerto el Secretario, acaba. Cap. Para sosegar mis dudas ningunas noticias bastan. Manf. Hijo, depon tus recelos, y á Dios, que en las circunstancias presentes, vernos à solas puede causar desconfianza; y acuérdate que mi vida en tu secreto descansa. Cap. Id con Dios; y quiera el Cielo que falsos mis miedos salgan. Tienda del Rey: sale este, Saldern, Mollendorf y Quintus : el Rey lee un papel con admiracion. Quint. ¿Esta carta que el Rey lec aqué contendrá que le admira tanto? Sald. Alguna cosa grave será quando le concilia así la atencion. Moli. No ves como sobre ella medita, despues se pasea, y luego en ella á fixar la vista vuelve? Sald. Si. guarda la carta. Fed. Esto va bien, Federico: me precisa consultar con Mollendorf y Saldern ciertas noticias, Quintus, con que hasta que acabe espérame aqui. vanse los tres. Quint. ¿Qué enigm?, que arcano es este que el Rey de mi amistad no le fia? de poco riempo a esta parte conozco una antipatía y una desconfianza en él, que el corazon me contrista.

A la verdad que si nace

de los tiros de la envidia

de

de algun Cortesano, que á derribarme conspira. desde luego yo le cedo las desazones y rihas que el valimiento del Rev dispensa á la amistad mia: pero los dos Generales vuolven. Sale Sald. Quanto me lastima la suerte de Henrique. Sale Moll. El pecho de dolor casi no anima. Quint. Muy tristes van y el Rey vuelve lleno el restro de alegria, Sale Fed. Vamus, Quintus: te has picado? Quint. Un poco, Sefior. Fed. Debias considerar que hay secretos que á los Reyes los precisan ocultar de ciertas gentes. Quint. Una vez que desconsia vuestra Magestad de mi, no tendrá á mal que le pida licencia para volverme á mi Cuerpo. Fed. Concedida la tienes: quando tu quieras puedes marchar. Quint, Tanta prisa teneis, Señor, en echarme? Fed. ; Dexarme no solicitas? Quint. Dexaros Quintus, Señor ? no puede ser mientras viva. Fed. No lo has dicho? Quint. Si lo dixe, dixe mal. Fed. Caracterizas cada dia tu honradez mas y mas: mi compañía y amistad disfrutarás mientras me dé el Cielo vida: ste contenta? Quint. Si Seffer, y os doy gracias repetidas. Fed. Del mismo que excitó tu queja tendrás noticia ántes que ninguno: jestás? Quint. No penseis que fué nacida de curiosidad.

Fed. Ya estoy:

vase. y pues goza de tranquila paz el corazon, un rato déxame ir, si no te picas, a meditar varias cosas

con la soledad mi amiga. Quint. Vos me avergonzais. Fed. A Dios; y no me pierdas de vista. Quint. A mi entender inmortal Federico ser debia. vase. Acampamento: & la voz del Ayudante toca un tamber á órden, y despues salen varios Sargentos con sus fusiles, y un libro en la mano: de la gran-guardia sale un piquete de quatro Soldados y un Cabo, los quales ocupan los quatro ángulos del circulo o corro que forman: todos los que teman la órden ban de estar con el sombrero en la mano. Ayud. Toca á órden: Abora toca el tamber, y salen. no penatro por qué el Rey con tanta prisa manda formar á estas horas en la llanura vecina sus tropas. Id escribiendo. Nota el Ayudante la orden, que bace que les en un papel : los Sargentos la escriben en los libros; y salea Saldern y Mollendorf. Sald. ¿Está por vos prevenida la tropa que debe al reo conducir á donde sirva con su escarmiento de exemplo à las almas vengativas? Moll. Ya está: ¿ y ha enviado el Rey la sentencia? Sald. Todavía no; pero ofreció enviarla con Quintus. Moll. Será inaudita sin duda: ; y la de Manfeld hijo está va decidida? Sald. Jurgo que no. Moll. Este suceso el corazon me contrista. Sald. ¿Disteis la orden? Ayud. Ya está dada. Todos los de la orden se retiran. Moll. A formarse á toda prisa en el lugar señalado todos los cuerpos asistan. Salen Carlota sostenida de Cristina. Carl. ¿Eu donde dices qué se halla preso mi esposo, Cristina? Crist. Alli, Señora. Carl. ¡Ay de mi!

estoy tan desfallecida

que apenas acierto á verlo: zhabrá alguna alma benigna que apiadada de mi suerte entrar dentro me permita? Crist. 2 A qué fin quereis entrar? a a renovar las heridas de vuestra pena y la suya? Carl. A consolar su desdicha; á decirle que su Rey dixo que le aplicaria quanta gracia permitiese lo recto de su justicia. Caxas dentro tocando llamada. Crist. ; Ay Señora! Carl. ¿ Qué rumor es este que al pecho agita? Crist. Quo todo el acampamento en movimiento se mira. Carl. ¡Esta novedad no sé qué males me pronostica! aqué es lo que juzgas tú de esto? Crist. Que querra, como otros dias, Federico exercitar sus Soldados: disuadirla de lo que será es forzoso, para que mas no se aflija. Carl. Con eso tendremos mas oportunidad, amiga, de poderle hablar : lleguemos, que quizá tendré esta dicha. Crist. Dexarlo para mafiana

Crist. Dexarlo para mañana juzgo que mejor seria; pues viniendo antes del alba de nadie seremos vistas.

Carl. Lleguemos ahora.

Carl. Lleguemos ahora. Crist. Mirad::-

Carl. En vano á impedirlo aspiras:

¿pero; mi Dios! qué he mirado?

Crist. La escena que yo temia.

Carl. ¿ A quién conduce la tropa

que á este sitio se encamina?

Hausique es Esporaso.

Henrique es... Es-po-so.

Cae en brazos de Cristina.

Crist. El habla

perdió; pero con la vista, é pesar de su transporte, sus sentimientos explica.

Habrán sacado á Henrique preso en medio de un piquete de Granaderos, que al son de la marcha atraviesa: Carlota al conocerle va á arrojarse á él, pierde el habla, y queda como fuera de sí; pero con los ojos y las acciones manifiesta sus

sentimientos: Henrique corresponae; y dice al entrar.

Henr. Dios, dadme valor:
cuida de tu ama, Cristina... con esCrist. ¡Este espectáculo triste (fuerzo.

quanto el pecho me contrista! Carl. En-ri-que, es-po-so, mi bien,

Pronunciándolo con trabajo. 3donde vas ? 3donde caminas? sal suplicio?... qué terror! Cristina , á quitar la vida á mi esposo van... ¿Es esta la gracia que el Rey me habia prometido?... ¿Su palabra de esta manera acredita?... Ay Dios! jel Rey me ha engañade para sosegar mis iras! pero aunque exanime el cuerpo casi del todo se mira, los espiritus vitales el brio me vigorizan para librar á mi esposo del rigor de la ignominia. Ven, Cristina, signeme; y aunque conozco yo misma que no es dable que un cadaver de denuedo se revista, yo le tendré; si: que como mi interior tan solo abriga enojos, rencores, safias, agravios, furias é iras, los resortes que en mi peche el corazon vivifican descubriran sus efectes en favor de mis desdichas; y quardo no llamaré á las sierpes de la Libia, á las fieras de la Hircania y á los monstruos de la Scitia para que envenenen, maten y devoren al que impida. que la vida de un esposo salve una esposa afligida.

Espaciosa llanura con vista del castille de Spandau: sale en formacion el Cuerpo de tropas que pudiere, da vuelta por el teutro, y se forma, quedando las banderas en medio: Saldern va delante, y Mollendorf detras con las espadas desnudas: Saldern manda las evoluciones necesarias.

Sald. Aun Quintus no ha parecido con la sentencia prescrita

34

a Treslow: ojala que
su tardanza fuese hija
del perdon, pues se interesa
mi compasion por su vida.

Moll. Ya aquí conducen al reo:
en cada pie un monte aníma:
¡Oh fragil humanidad,
qué contristada te miras!

Tocan caxas de una y otra parte; sale
Henrique en el piquete, y despues Quintus.

Quint. Aqui teneis la sentencia del Rey: al momento abridla, y en público al reo leedla para que de exemplo sirva.

da un papel à Saldern.

Sold. Ven infeliz.

Henr. Ay de mi!

Sald. Oye del Rey la justicia...

pero qué es esto?... Silencio miéntras mi voz la publica:

por el Rey: Gobernador de Spandau Henrique.

Todos. Viva.
la piedad del Rey.
Moll. Absorto
estoy con tan imprevista
dicha. En semejante caso
nadie esperarla podia.

Henr. ¿Qué decis?
Sald. Que los honores
militares que teniais
manda volveros el Rey,
y de Spandau os confia
el gobierno.

Henr. ¡Rey piadoso!
Sald. Su decreto así se explica.

Lee. Mi General Saldern: Así que leas esta darás á reconocer á Henrique Treslow por Gobernador de Spandau, y le volverás los honores y grados militares que tenia, pasando el de esa Plaza á la de Glatz, que aunque como Rey debia castigar sus atentados, exigen mi bumanidad y otras ruzones que le perdone.

— Federico.

confuso.

Henr. Supremo Hacedor, enviad a Carlota esta noticia. Moll. Feliz Henrique, ven, y las ceremonias debidas para volverle sus grados. se executen. Quint. ¡Qué alegria!

me he enternecido: como este
no tuve un dia en mi vida.

Se executan las ceremonias de volvell sus bonores militares; y acabadas, á le voz de Saldern rompen las caxus con la venida del Rey, à quien presentan la armas y baten las benderas.

Sald. Que viene el Rey.

Henr. ¿El Rey viene?

Salen Federico, Manfeld padre, é bijo

Henr. Señor::
Fed. Alza: ta desdicha

troqué en dicha: ¿soy avaro?

¿soy injusto? No te affine.

¿soy injusto? No te afijas con el recuerdo; á tu amigo abraza al punto, y confia que atenderé su honradez. abraza al Capitan.

Manf. Como me muerde la envidia of el corazon, contemplando mudanza tan repentina.

Henr. ¡Quánto te he debido! el Cielo recompensa tus fatigas.
Cap. No me des gracias, amigo, por aquello que debia por mi mismo executar:

sin embargo de estas dichas el corazon en el pecho entre temores vacila.

Bed. ¿Qué es eso, Treslow, qué buscass ¿qué es lo que te martiriza? Henr. Mi pobre muger::- mis hijos::-

Fed. 2014?
Auyd. 2Señor? vanse los dos.
Hens. 3Si mi impía

suerte la habra apresurado la carrera de sus dias?

Saca el Rey á Carlora en los brazes
medio desfallecida.

Carl. ¿ A donde vuestra piedad me lleva?

Fed. El peso me alivia,

Treslow, ya ves que esta carga
es mas tuya que no mia.

Henr. ¿Qué decis?
Carl. ¿Qué veo?... ¿Esposo?...
Henr. ¿Carlota?
Carl. Bien de mi vida.

Hem. ¿Y mis hijos?

Fed.

Fed. Aqui están. El Ayudante los suca, y el Rey se los presenta. Henr. ¡Hijos del alma! ¡Cristina! Fed. ; Sefiora Gobernadora de Spandau, usté imagina todavia que el Rey tiene la alma arrebatada? Carl. Mi ira, Señor::-Fed. Está bien : ¿ de un Rey quereis pruebas mas benignas? Carl. ¿Qué mas habeis ya de hacer por un padre de familias? Vos le habeis vuelto el honor, vos le indultais la perfidia, vos le colmais de favores, vos le volveis á dar vida: el Cielo por tantos bienes eternice vuestras dichas. Fed. Henrique, como Monarca perdonarte no debia; pero recibi tu ofensa como hombre; y en esta fixa inteligencia, como hombre te perdoné, con la mira de que de un vasallo osado, un vasallo fiel haria: esto te prevengo, á fin de que con lealtad me sirvas. Henr. En mi pecho estará siempre la gratitud esculpida. Fed. Y bien, Manfeld, ¿qué discurres del suceso de este dias Manf. Que dais alas, gran Sehor, contra vos á la osadía. Fed. Eso es porque no castigo tu ofensa. Manf. Señor, la mia yo se la perdono. Fed. Yo no, y al reo que motiva todo este tropel de males han de castigar mis iras. Manf. ¿Cómo? Fed. Lee este papel saca un papel. y confundate su vista:. un pliego es de Magdembourg, su Gobernador le envia. Manf. Senor::rebusa tomarlo. Fed. Lee: le toma. Cap. Los temores ap.

no en valde el alma oprimian.

Manf. "Mi Rey , para presentarme , ante el Autor de mi vida , sin el peso de un delito ,, que mi conciencia acrimina, , declaro que aquellas cartas , que con el nombre y la firma , de Henrique (¡ay triste!) al contrario , se supusieron cogidas, , las fingi por orden de:::-Yo muero en tanta desdicha. Fed. Prosigue. Manf. "De Manfeld padre, " á quien entonces servia: " el qual adoptó este ardid , por encono que tenia , con Treslow: lo que declara " mi conciencia (¡qué agonía!) " á fin de que su inocencia " liberteis de la injusticia: , todo lo qual (; oh Dios!) mi ", fe jura, y jurando espira... , Presenciaron este acto , todos los que abaxo firman: ,, El General Leitx, el mayor , Bebern." La confusion mia representa. no me permite seguir; y asi á vuestras plantas... Fed. Quita, impostor : de mis Dominios sal luego, antes que mis iras aborten en tu castigo todos los rayos que bibran. Quantos males tu importura ba causado á esta familia! Cap. Señor, en favor de un padre no es raro que un hijo pida; y asi .-Fed. Por tus qualidades y tu conducta exquisita en dos años de destirro su pena commuto. Manf. Vivais, Señor, mas edades que arenas el mar liquida: perdena, Henrique: el rubor no me dexa alzar la vista. Red. Que marche el cuerpo de tropas á sus tiendas: la delicia que despues de tantas penas os proporciona la dicha id á disfrutar: y á Dios, Vamos, Quintus. Quint:

Quint. La noticia
de este suceso la fama
la publicará algun dia.

Fed. Que soy padre de mis paeblos
me contentaré que diga.

Cari. ¿Quién puede negarlo?

Fed. Vamos.
Carl. Despues de tantas desdichas
al fin dexó la inocencia
confundida á la malicia.
Todos. Por ello á rendir á Dios
damos gracias repetidas.

# FIN.

Barcelona: Por Juan Francisco Piferrer, Impresor de S. R. M.; vendese en su Libreria, administrada por Juan Sellent.